

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

### Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com

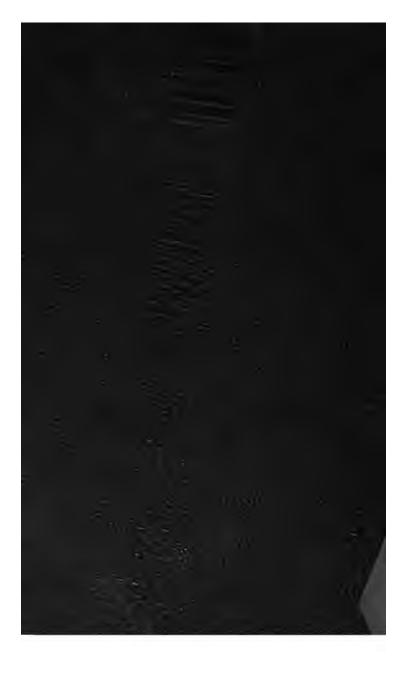





## 63-276930 MEXICO CONQUISTADA.

### CANTO DECIMO.

#### ARGUMENTO.

Llega de Vera-Cruz un mensagero:
Cuenta el combate y muerte de Escalante;
Cortés aclara que ha tenido el fiero
Motezuma la culpa, y al instante
Determina prenderle, mas primero
Aprueba su Consejo la importante
Hazaña. Se executa, y la llegada
Se sabe de Narvaez con su armada.

Las sombras de la noche ya mediaban
Su curso. En dulce sueño sepultados
Los mortales, sus penas olvidaban.
Los mansos animales refugiados
A sus cuevas ó nidos, restauraban
Las fuerzas de sus cuerpos fatigados,
Quando llegó al Hispano alojamiento
El Zempoál Talimo sin aliento.

.

•

-----

•

## MÉXICO CONQUISTADA.

### POEMA HEROYCO.

POR DON JUAN DE ESCOIQUIZ, Canónigo de Zaragoza, Sumiller de Cortina de S. M. y Maestro de Geografia y Matemáticas del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias.

### **DEDICADO**

AL REY NUESTRO SEÑOR.

TOMO SEGUNDO.

CON SUPERIOR PERMISO.

MADRID EN LA IMPRENTA REAL. FOR D. PEDRO JULIAN PEREYRA, IMPRESOR DE CÁMARA DE S.W. AÑO DE 1798. INE LINERA,
INGENIERO
Cuerpo de Minas.

868 E735anic

1 0

## 63.276930 MEXICO CONQUISTADA.

### CANTO DECIMO.

#### ARGUMENTO.

Llega de Vera-Cruz un mensagero:
Cuenta el combate y muerte de Escalante;
Cortés aclara que ha tenido el fiero
Motezuma la culpa, y al instante
Determina prenderle, mas primero
Aprueba su Consejo la importante
Hazaña. Se executa, y la llegada
Se sabe de Narvaez con su armada.

Las sombras de la noche ya mediaban
Su curso. En dulce sueño sepultados
Los mortales, sus penas olvidaban.
Los mansos animales refugiados
A sus cuevas ó nidos, restauraban
Las fuerzas de sus cuerpos fatigados,
Quando llegó al Hispano alojamiento
El Zempoál Talimo sin aliento.

Por las guardias al punto introducido, De Cortés ya despierto á la presencia, En su antiguo vigor restablecido A fuerza de alimento y de asistencia, Habló así: "Gran Señor estais vendido, "Si no salis con presta diligencia "De esta pérfida Corte, que maquina "Con velo de amistad vuestra ruina.

3.

» Bien ha mostrado su intencion traidora,

» El suceso fatal que aquí me guia,

- » Cansado qual me veis, y á tal deshora.
- » Mañana cumplirá el octavo dia,
- » Que á Vera-Cruz llegó al rayar la aurora
- » Un Totonaque de la serranía
- » Amiga, y suplicó á Juan de Escalante,
- » La socorriera sin perder instante:

4

- » Pues ya ocupaba un cuerpo poderoso
- "De Mexicana tropa sus fronteras,
- » Mandado por un xefe belicoso,
- » Que Qualpoca llamaban, y con fieras
- » Armas queria al pueblo temeroso
- » Castigar, por las muestras verdaderas
- »De firme lealtad, que habia dado
- » Al Español exército aliado.

» El guerrero Escalante en el momento

» Diputó al Comandante Mexicano,

"Un Chinanteca que con modo atento,

» Le diera en nombre del gobierno Hispano

» Las justas quejas de su hostil intento,

» Y le advirtiera, que si al cortesano

» Recado no cedia sin tardanza,

» No le admirase su áspera venganza.

6.

» Qualpoca con extremo enfurecido,

» Encargó al diputado le dixera

» A Escalante, que nunca habia entendido,

» Que á otro que á su Monarca obedeciera

22 El pueblo que habitaba su extendido

» Reyno, ni que una gente forastera

» En él por cortesía tolerada,

» Dictarle leyes intentase osada.

**7**·

•• Y que así de mezclarse se guardase

» En asunto que no le competia,

» Seguro de que si á ello se arrojase,

» La fuerza de sus armas sentiria.

» Esto dicho mandó, que no aguardase -

» El diputado á que acabara el dia

» En su campo, sopena que tratado

» Seria como espia declarado.

- " Escalante sabida esta respuesta,
- » Salió de Vera-Cruz el dia siguiente
- » Con una esquadra intrépida, compuesta
- "De quarenta Españoles, y de gente
- » India de aquella misma sierra expuesta
- » Al castigo cruel, que diligente
- » Acudió á unirse, en todo mil piqueros,
- >> Y otros tantos diestrísimos flecheros.

9.

- » Con estos, con doscientos Zempoales,
- » Entre los que fui yo, con seis fogosos
- » Caballos, y dos máquinas fatales
- De esas que el campo atruenan, muy gozosos
- » Marchamos, aunque en fuerzas desiguales,
- » Contra los Mexicanos orgullosos,
- » Que quarenta mil hombres componian,
- »De las mejores tropas que tenian.

#### 10.

- » En divisarlos mucho no tardamos,
- » Que una vega cubrian extendidos
- » Al pie de un monte. Apenas asomamos
- » Al llano, quando fuimos embestidos
- » Con tal furor, que al pronto nos hallamos
- » A ceder el terreno reducidos,
- » Bien que con lento paso y ordenados,
- » Haciendo estrago de los mas osados.

» Hicimos frente al fin en una altura

» Cómoda, y comenzó la artillería

» A aclarar de sus filas la espesura.

» Creció el estruendo y fiera gritería

» El fuego, el humo; y la batalla dura

"Tres horas prosiguió, sin mejoría

» Conocida del uno ni otro bando,

» Palmo á palmo el terreno disputando.

#### 12.

» Viendo el bravo Escalante el obstinado

» Empeño del contrario, puesto al frente

"De los ginetes, qual precipitado

» Torbellino embistió con furia ardiente

»El cuerpo mas espeso por un lado,

» Abriendo con las lanzas prontamente

» Calle de viva sangre matizada,

» Y palpitantes cuerpos empedrada.

### . 13.

"Hasta tres veces revolviendo fieros,

» Rompiéron por aquel cuerpo escogido,

» Que era la flor de todos los guerreros

» Mexicanos: mas ay! que sue á un subido

» Precio! pues ademas de dos ligeros

» Caballos muertos, sin remedio herido

» Cayó el triste Escalante de una flecha,

» Que por la hijada penetró derecha.

"Yo que al frente no léjos combatia,

» Ví al mas diestro flechero Mexicano,

» Que de tiempos antiguos conocia,

"En sazon que peleaba el xefe Hispano

» Embebecido, hacer la puntería;

» Grité que se guardase, mas fue en vano

» Que no lo oyó con el continuo estruendo,

» Y la algazara del combate horrendo:

### 15.

» Mas no se alabó impune el homicida,

» Que rabioso rompiendo las hileras

» Contrarias, le alcancé y quité la vida

» Con la pica, sin oir sus lastimeras

» Plegarias. Salió envuelta por la herida

» El alma infame con las postrimeras

» Bascas. Venganza cruel, mas no bastante

» A compensar desgracia semejante.

### 16.

» Al ver caer á Escalante, el alentado

» Argüello, lleno de un furor horrible,

» Entre los enemigos arrojado,

» Qual si fuera á los golpes insensible,

» Se emboscó, siendo el blanco de un nublado

"De saetas y lanzas indecible,

» Haciendo con la espada el mas sangriento

» Destrozo de ellos, mientras tuvo aliento.

» Los quatro de á caballo que quedáron,

» É igualmente la brava infantería,

»De Mexicana sangre se bañáron,

» Para ver si librarle se podia;

» Mas con tanta firmeza lo estorbáron

» Los enemigos, que su valentía

» Fue inútil, y quedó solo, metido

» En medio del monton embravecido.

### 18.

» Como furioso toro, de inexperta

» Lozana juventud agarrochado,

» Embiste á un lado y otro, y ancha puerta

» Abre, mas por la espalda acribillado,

» Si se vuelve, otra vez la calle abierta

» Se cierra con silbido y continuado

» Clamor, hasta que al fin á pura herida

» Rinde bramando la animosa vida:

### 19.

» Así rodeado Argüello de un entero

» Batallon enemigo, paso abria,

» Acometiendo á todos lados fiero,

» Mas de nuevo encerrado se veia

» Cada instante. Caido ya el guerrero

» Caballo, de muralla le servia

» Un monte de cadáveres subido,

» Víctimas de su brazo enfurecido.

"Desfalleciendo al fin, atravesado

"De mortales heridas vino al suelo.

» Los enemigos un desaforado

"Y gozoso clamor alzando al cielo,

» Al cuerpo ya de vida despojado,

» Arrimándose todos sin rezelo,

» La cabeza espantosa separáron,

» Y en triunfo en una pica la claváron.

#### 2 I .

» Los Hispanos al ver el lastimoso

» Estandarte, venganza respirando,

» Hiciéron un esfuerzo tan furioso,

» Que el infiel Mexicano desmayando,

» Nos comenzó á ceder el sanguinoso

» Campo, horrible destrozo executando

» Los nuestros, aun despues que le rompiéron,

» Y en declarada fuga le pusiéron.

#### 22.

» Llegada ya la noche muy obscura,

» Recobrando el cadáver de Escalante

» Se envió á la Vera-Cruz, y sepultura

» Se dió á los demas muertos al instante,

» Abriendo zanjas en la tierra dura.

» Mantúvose en el campo vigilante

» Nuestro exército todo, y al siguiente

»Dia siguió el alcance diligente.

"Pero antes de partir Juan de Alvarado "El nuevo general, me llamó aparte, "Y me encargó viniese apresurado "De estas tristes noticias á enterarte, "Entregando en tu mano el reservado

» Pliego, que te presento de su parte,

»Rendido de la marcha aventurada,

» Hecha por tanta tierra alborotada.

### 24

Luego que oyó Cortés las dolorosas Noticias, leyó el pliego que decia Lo mismo, aunque añadiendo muchas cosas Ocultas, que Talimo no sabia, Y hacian cada vez mas sospechosas Las muestras de cariño que debia A Motezuma. Estuvo suspendido Un rato, y tomó al cabo su partido.

### 25.

Mandó venir al punto á su presencia Aquellos Capitanes Tlascalános, Y Zempoales de mas inteligencia, Y preguntó si entre los ciudadanos De México, notaban apariencia De novedad respecto á los Hispanos, O habian reparado qualquier cosa, Que denotase alguna trama odiosa.





» Sabed, Señor, siguió á Cortés hablando,

» Que un seguro y astuto confidente

» Me contó ayer tambien, que conversando

» Con personage que seguramente

» Tiene noticias, pero no es del bando

"De Motezuma, muy secretamente

» Le confió que á la Corte habia llegado

»De la sierra un correo apresurado.

30.

» Y que aunque todavía se ignoraba

» Lo cierto, entre la gente mas notable

» Un rumor á esparcirse comenzaba,

» De que se habia dado un formidable

» Combate á los Hispanos, que en la brava

» Costa tenian su morada estable,

» Y que habia traido la cabeza

»De un Español de singular fiereza.

**2 I** .

» Que Motezuma al verla, horrorizado

»De su tamaño y su feroz aspecto,

» Mandó que la ocultasen, encargado

» Con las mayores penas el secreto.

» Yo anhelando estar mas asegurado,

» Por no engañaros en tan serio objeto,

» Le encargué que al sugeto otra vez viera,

» Y á fondo de lo cierto se instruyera.

6/1 • • • . . . . . 

## MÉXICO CONQUISTADA.

### POEMA HEROYCO.

POR DON JUAN DE ESCOIQUIZ, Canónigo de Zaragoza, Sumiller de Cortina de S. M. y Maestro de Geografia y Matemáticas del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias.

# DEDICADO AL REY NUESTRO SEÑOR.

TOMO SEGUNDO.

CON SUPERIOR PERMISO.

MADRID EN LA IMPRENTA REAL.

FOR D. PEDRO JULIAN PEREYRA, IMPRESOR DE CÁMARA DE S.M.

AÑO DE 1798.

DE LINERA,
INGENIERO
cl Cuerpo de Minas.

868 E735anz

V2

Así era lo mejor y mas honroso Esperar en la Corte sin moverse, Que rompiese el nublado tempestuoso, Supuesto que podian defenderse Largo tiempo en el sitio ventajoso, Sobrando provisiones, y aun hacerse Quizás dueños de todo, convocando Las grandes fuerzas del amigo bando.

#### 42.

Que á Vera-Cruz para esto se avisara; Que allí Juan de Alvarado los aliados Pueblos á sus banderas convocara, Y juntando con ellos sus soldados, Prontamente á la Corte se acercara, Con lo que los contrarios, atacados Por dentro y fuera, se reducirian, O su traicion infame pagarian.

### 43

Cortés despues de oir atentamente
Los dictámenes, dixo: » habeis tratado
» Señores, cada qual sólidamente
» Por su término el punto. Se ha tocado
» En la dificultad, y suficiente
» Luz con vuestros discursos me habeis dado,
» Para con mas acierto declararos
» Un proyecto, que juzgo ha de agradaros.

Tomo 11.

44.

» El primer parecer está ceñido,

» A que de esta ciudad nos retiremos

"En público, y debiera ser seguido,

» Si como á nuestro gusto suponemos,

» Contento Motezuma al ver cumplido

» Su intento de que á México dexemos,

»El camino seguro nos franquease,

» Y nuestra ruina en él no maquinase.

### 45.

» Mas es creible? Ignora por ventura

» Que estamos ofendidos, y aunque fuera

»De su corte salgamos, no asegura

» Su quietud, sino que antes acelera

» Nuestra venganza, con la coyuntura

» Que tendremos de unirnos la guerrera

» Multitud de aliados, y embestirle

» Con un poder capaz de destruirle?

### 46.

» Y como siempre el hombre que es prudente

» Ha de juzgar lo peor de su adversario,

» Debemos creer prevenga á nuestra gente

» En la marcha algun lazo extraordinario,

» Con que espere arruinarnos totalmente,

» Al que fuera un arrojo temerario

» Exponer nuestras fuerzas reducidas,

» No faltando en el lance otras salidas.

"> La segunda propuesta, que conspira

"A que de aquí salgamos con secreto,

"Sobre un supuesto inadmisible gira,

"Que es el de que lo ignore, y se esté quieto.

"El enemigo, y ademas inspira,

"Siendo solo adaptable en un aprieto

"En que esten los recursos agotados,

"Por sí misma terror á los aliados.

### 48,

» El dictámen tercero es generoso,
» Mas no es bastante para que logremos
» El fin. Es demasiado poderoso
» Nuestro enemigo, para que esperemos
» Con un cuerpo tan poco numeroso
» Resistir mucho tiempo; y no contemos
» Que en poco los aliados reunirse
» Puedan, y á esta ciudad el paso abrirse.

### 49:

"Ademas que al instante que publique
"La fama, que nos vemos ya sitiados
"Y en tal peligro, estamos muy á pique
"Que esos mudables pueblos desmayados,
"Aunque Juan de Alvarado mas se aplique
"A animarlos, no junten sus soldados,
"O si los juntan, sean fácilmente
"Víctimas de un contrario mas valiente.

50.

» Veamos pues si hallamos algun medio

"Digno del nombre Hispano, y adequado

» Para evitar un peligroso asedio,

» O una marcha fatal, que en el estado

» Actual, quizá á una ruina sin remedio

» Nos expone. Despues de meditado

» El serio asunto, no encuentro otro alguno,

» Fuera del que os diré, que sea oportuno.

### ζΙ.

» Hemos de conocer ingenuamente,

» Que no solo al valor, talento y arte,

»Debemos el vencer con poca gente

» Exércitos crecidos. Tiene parte

» Tambien la fama, que imperiosamente

» Domina á los humanos, y reparte

» Delante de nosotros el espanto,

» Oue las victorias facilita tanto.

### ζ2.

» Esta fama de nuestra valentía

» De las hazañas nace, mas en breve

» Sin tal fomento la opinion se enfria,

» Y así con otras avivarse debe

» Su llama amortecida cada dia,

» Y con mayor razon, quando renueve

» Su esfuerzo el enemigo con intento

» De apagarla, como hace en el momento.

» Mi parecer es pues, que hagamos una 
» Que sepulte en olvido las pasadas; 
» Esta es, que aprovechando la oportuna 
» Ocasion de visitas continuadas, 
» Que el sagaz Motezuma por fortuna 
» Permite prosigamos, desechadas 
» Tímidas reflexiones, le prendamos,

» Y á nuestro alojamiento le traigamos.

» Os confieso que el hecho es arriesgado;
» Mas si nos sale bien como lo espero,
» Pondremos freno al pueblo alborotado,
» Teniendo semiejante prisionero;
» Y si no, acabaremos con honrado
» Nombre todos del último al primero;
» Y no qual fugitivos ó impridentes,
» Marchitos los laureles precedentes.

» El consuelo á lo menos disfrutando; » De que la fama cuente á los curiosos » Descendientes: aquí descansa Hernando, » Con quinientos Hispanos valerosos, » Que en medio de esta Corte, atropellando » Un sin número de Indios belicosos, » Al Monarca traidor prender quisiéron, » Y hasta el postrer aliento combatiéron.

Al pronto se quedaron admirados
Los concurrentes, y por imposible
Tuviéron el proyecto, mas pesados
Todos los otros medios, el visible
Riesgo en que se encontraban estrechados,
Y que era aunque dificil asequible,
Al sentir de Cortés se conformáron,
Y en las disposiciones meditáron.

57.

Como ya en el oriente aparecia

La rosada mañana; y el evento

Quizás en la presteza consistia,

Se acordó de comun consentimiento,

Que la prision se hiciese el mismo dia,

Yendo Cortés y su acompañamiento

Regular á palaçio, bien armado,

A las ocho qual siempre se habia usado.

58.

Que entre tanto el exército estuviera En el quartel en armas, prevenidos Los cañones, que no se permitiera Salir los Mexicanos acogidos En su recinto, porque no tuviera Noticia el pueblo de estos repetidos Movimientos, que todo finalmente Se preparase oculta y prontamente. Dispuestas ya las cosas y llegado
El momento, Cortés como solia
Partiendo del quartel, acompañado
De treinta hombres de Hispana infantería,
De Velazquez de Leon, Pedro Alvarado,
Dávila y Sandoval, á quien seguia
Lugo con Aguilar y con Marina,
Al Imperial palacio se encamina.

60

Tú, ó Musa! que invisible presenciaste Estos lances gloriosos, díme ahora Las circunstancias todas que observaste: Cédeme un breve instante la sonora Heróica trompa con que eternizaste En Roma, ya del orbe posesora, Los altos hechos del varon Troyano, Ascendiente de Rómulo y su hermano.

61.

Podré cantar; si lo haces, dignamente El valor de Cortés y sus guerreros, Que á paso noble y con serena frente, Por medio de las guardias y porteros, Llegan al aposento del potente Emperador, entrando los primeros Capitanes, dexada en la cercana Sala la remanente escolta Hispana. Ouién, aunque el fuerte corazon llevara De triplicado bronce guarnecido, El color del semblante no mudara, Al ir á dar principio al nunca oido Arrojo, al dirigirse cara á cara Con tal propuesta á un Príncipe temido, Qual lo era aquel, con treinta y seis soldados, Y entre millares de Indios alentados!

63.

Solo Cortés, que ya en el aposento Del Monarca, despues de saludarse Con regular y mutuo cumplimiento, Y como era costumbre retirarse Los criados inferiores, tomó asiento Como sus Capitanes, y á explicarse, Estando ya Marina junto al trono, Comenzó por su medio en este tono.

64.

<sup>»</sup> No hay, Señor, un momento mas sensible » Para un hombre sincero y generoso, » Que aquel en que le llega á ser visible, » Que otro á quien él juzgaba un cariñoso » Amigo, tira con perfidia horrible » A perderle, cubriendo el engañoso » Velo de la amistad y la franqueza, » Lo que intenta su bárbara fiereza.

» Tal es mi situacion en este instante.

» Fiaba en vos Señor! Me lisonjeaba

»De que os debia una amistad constante:

» En vuestro inmenso pueblo reparaba

» Señales de un afecto semejante:

» El exército mio procuraba

» Como yo demostrarse agradecido,

"De que era verdadero persuadido.

66.

» Pues qué amargo ha de ser mi sentimiento,

» Al descubrir como ahora claramente,

» Que todo ha sido un puro fingimiento?

» Bien lo declara la invasion reciente

» Hecha en la serranía, ese sangriento

"Trofeo, esa cabeza, que en presente

» El infame Qualpoca os ha enviado,

» Y que rios de sangre le ha costado.

67.

Turbado Motezuma, decaido
El color, respondió: » nunca creeria

» Que á malignas hablillas dando oido,

» Un hombre como vos, que me debia

» El concepto de justo y comedido,

» Se arrojase á graduar de culpa mia,

» Esa accion de Qualpoca, de que nada

» He sabido hasta estar verificada.

Replicóle Cortés con aparente Condescendencia; » siendo verdadera, » Señor, esa disculpa, fácilmente

» Podeis satisfacernos, de manera

"Que no quede sospecha. Diligente

» Del pérfido Qualpoca haced severa

» Justicia, y retirad la tropa toda,

» Que los Serranos pueblos incomoda:

### 69.

» Mas entre tanto que esto se cumpliere,

» Permitidme que os diga con franqueza,

» Que ácia nosotros, vuestro honor requiere,

»Otra expresion de tal naturaleza,

» Que al instante que el pueblo la advirtiere,

» Conozca no ser vuestra la baxeza

»De la traicion, y que teneis humano,

» El mismo afecto siempre al pueblo Hispano.

### 70.

» Y qué demostracion mas al intento,

» Qué mayor prueba de benevolencia

» Podeis darnos, que el ir desde el momento

» A hacer vuestra ordinaria residencia,

» Con toda pompa, en nuestro alojamiento,

»Donde servido con mayor decencia

» Que aquí mismo, y en un palacio vuestro,

» Hagais brillar el Real honor y el nuestro?

Qual caminante, que un nublado horrendo Ve levantarse repentinamente, Que todo el horizonte va cubriendo, Aunque asustado, busca prontamente, Con la vista los campos recorriendo, Algun abrigo, que de la inminente Tormenta ya cercana le defienda, Fluctuando ansioso entre una y otra senda:

72.

Tal Motezuma, aunque desalentado Al verse en aquel caso peligroso, Con singular viveza, apresurado, Discurrió en todo arbitrio artificioso, Para salir bien de él. Disimulado Al principio, con ayre desdeñoso Replicó al Español: » Señor, me admiro Deis á este asunto tan extraño giro.

73.

» Convengo en que Qualpoca se ha excedido, » Haciendo guerra contra la órden mia, » Que merece castigo, y que es debido » Sacar mis tropas de la serranía; »Bien que esto puede ser controvertido, »O por mejor decir nadie hallaria » Razon para dudar, que yo pudiese » En tierra mia hacer lo que quisiese.

74.

» Mas por ahora no quiero fatigaros

"Con tal disputa, y de saber deseo

» Qué otra satisfaccion puedo yo daros,

» Que tratar á Qualpoca como reo,

» Y retirar las tropas? Contentaros

»Debe, y no me hableis mas del devaneo

»De volver por mi honor, que no he perdido,

» Pues mi pueblo de todo está instruido.

75.

» Ademas que mi gloria es un privado

» Asunto, que á mí toca únicamente,

» Y puesto que el quererme trasladado

» A vuestro alojamiento, es meramente

» Por esto, y no porque tengais cuidado,

» Rodeado de una tropa tan valiente,

»De alguna villanía, muy agena

» De mí, es inútil os tomeis tal pena.

76.

Cortés ya con un poco de aspereza Le replicó: »Señor, yo no creia

» Que se pudiese hacer con tal destreza

» De una injusta invasion la apología,

» Ni que se me negase una fineza,

» Que por sí sola me persuadiria,

»De que ninguna parte habeis tenido

» En el atroz delito cometido.

» Decis á la verdad que el orgulloso
» Qualpoca se ha excedido. Moderada
» Expresion para un crimen tan odioso!
» Y aun esta, porque fue contra órden dada
» Por vos, no porque en sí fuese alevoso
» El hecho, y ofreceis que castigada
» Será su culpa, mas de la manera
» Que lo decis, qual culpa muy ligera.

### 78.

» No contento con esto, claramente

» Dais á entender que aquella serranía

» Es tierra vuestra, siendo bien patente,

» Que quando aquí llegamos, aun vivia

» En libertad, aunque perpetuamente

» En guerra con la vasta Monarquía

» Que gobernais, y que en aquel momento

» Hizo á España de alianza el juramento.

**7**9·

"Todo esto da motivo harto fundado

De rezelar, Señor, que quando menos

No habeis la vil traicion desaprobado;

Y mucho mas el ver que quando llenos

De respeto, nos hemos contentado

Con pedir unos pasos nada agenos

De la razon para desengañarnos,

Quereis tan justa súplica negarnos.

"Esta es una conducta sospechosa. » Que me obliga á deciros con franqueza,

» Oue no es súplica ya, sino forzosa

» Satisfaccion que pide la grandeza

»De la ofensa, y así que será ociosa

">Toda excusa. Contad con mi firmeza,

» Y seguid mi consejo que es prudente,

» Y os tiene cuenta á vos y á vuestra gente.

### 8r.

Puesto en pie Motezuma con airado Semblante replicó: » Jamas sugeto » Como yo aguanta ser encarcelado. » Ni permite tal cosa mi respeto »Le respondió Cortés; antes tratado » Sereis qual mereceis, pues no es mi objeto » Otro que el que reyneis como habeis hecho » Hasta aquí, aunque debaxo de otro techo.

El astuto Monarca rezeloso Con efugios el tiempo entretenia, Hasta que al fin Velazquez ya furioso Exclamó, » pues si dura en su porfia » Habrá mas que matarle. Al espantoso Gesto, aunque Motezuma no entendia La lengua, conoció que de él hablaba, Y que muerte quizá le amenazaba. Pidió pues á Marina, repitiera
Lo que habia dicho aquel Español fiero,
"Señor, respondió astuta, no quisiera,
"Como vasalla vuestra, y que un sincero
"Leal afecto os tiene, os sucediera
"Aun el menor trabajo, y considero
"Que á no ceder peligra vuestra vida,
"Si cedeis hallareis digna acogida.

# 84.

Cedió al fin Motezuma amedrentado Al oir á Marina, y tristemente Vuelto á Cortés: » estoy determinado, » Dixo, á seguiros, pues seguramente » El cielo así lo tiene decretado. Y sin añadir mas, á su pariente Príncipe de Tezcuco, mandó fuese, Y la marcha al momento dispusiese.

85.

Le encargó al mismo tiempo, que ocultara El motivo de aquella repentina Resolucion. Que á todos informara Era un deseo de mostrar su fina Voluntad á Cortés, y que lograra Su exército la gloria peregrina De hospedarle, hasta el tiempo ya cercano De volver á surcar el oceano. Publicada en palacio la extrañeza
De aquella translacion inesperada,
Todo se preparó con gran presteza,
Y á poco rato con la acostumbrada
Pompa, y la comitiva de nobleza,
Marchó el Emperador, disimulada
Su afliccion interior con aparente
Alegría, al quartel directamente.

87.

Cortés y sus guerreros le cercaban Con pretexto de honrarle, cuidadosos De las olas de gente que llenaban Las calles, y con modos obsequiosos, Aun á sus mismos nobles estorbaban Arrimarsele, excepto los forzosos Criados que las andas sostenian, O que alguna otra cosa le servian.

88.

Pero aunque con esmero se ocultase
La causa del suceso, fue imposible
El evitar que el pueblo sospechase,
Y que á la injuria de su Rey sensible,
Al paso á levantarse comenzase,
Por mas que este iba haciendo lo posible
Para el sosiego, afable saludando
A todos, y estar libre protestando.

Unos amontonados detenian

La marcha, otros con fieros alaridos
Atronaban el ayre; estos gemian,
Aquellos totalmente enfurecidos
A las sangrientas armas acudian;
Muchos en el tumulto entremetidos,
Prudentes aquietarlo procuraban,
Y otros á los Hispanos insultaban.

90.

De todo resultaba un espantoso
Estruendo, un encontrado movimiento,
Semejante al del mar, donde espumoso,
Combate de un escollo el duro asiento.
Cortés, como este, inmovil, magestuoso,
A la custodia del Monarca atento,
Con el semblante solo contenia
La multitud que al rededor hervia.

91.

Así acontece á una leona fiera,
Que su tierno cachorro acompañando,
Viéndose descubierta, y que á carrera
Los rústicos y perros atronando
El campo la amenazan; no acelera
El paso, antes al hijo resguardando
Por todos lados, con la horrenda vista
Hace huir la turba temerosa y lista.

La tempestad al cabo fue cediendo
Con los esfuerzos de la mas juiciosa
Parte de la nobleza, que temiendo
La suerte del Monarca lastimosa,
La amenaza, y el ruego interponiendo,
Lo consiguió ayudando la imperiosa
Voz del mismo, que haciendo con la mano
Silencio, reprehendió el arrojo insano.

93

Aunque con gran fatiga al fin entráron En el quartel Hispano, y recibidos Con vivas y con salvas, alojáron A Motezuma con los mas rendidos Respetos en el quarto que juzgáron Mas soberbio, cediendo á sus queridos Allegados y á todos sus sirvientes Las piezas necesarias y decentes.

94.

En un dia cabal con estupenda
Diligencia, se puso en planta todo
Su servicio de mesa, de vivienda,
Y de administracion, del mismo modo
Que en el otro palacio. De su hacienda
Dispuso el mismo á gusto este acomodo,
Y el de todas las varias oficinas,
Despachos, almacenes y cocinas.

95

Todo en fin se ordenó de tal manera, Que en el gobierno, el trato y la decencia No se halló novedad. A la hora que era Dispuesta por costumbre daba audiencia A sus vasallos. Se paseaba fuera De su quarto, aunque siempre con presencia De nobles Españoles que le honraban, Mas salir del quartel no le dexaban.

.96.

Atento de su mesa remitia
A Cortés y á los xefes distinguidos
Manjares regalados cada dia,
Y á los soldados menos conocidos
Y criados las sobras repartia,
Que eran tantas, que todos mantenidos,
De otra comida no necesitáron,
En tanto que esta suerte disfrutáron.

97.

El tiempo que despues de despachados
Los negocios de huelga le quedaba,
O ya en conversacion, ó en moderados
Y divertidos juegos empleaba
Con Cortés y los mas considerados
Españoles, y en todo se portaba
Con la cortesania y la franqueza,
Que era correspondiente á su grandeza.

A esta tertulia y juegos admitia
Tambien á los Señores principales
De su Corte, pagando si perdia,
Volviendo si ganaba los caudales
Al perdidoso, y otro tanto hacia
Cortés, que en la nobleza y liberales
Excesos, no era menos generoso
Que el Monarca mas grande y poderoso.

99.

Con el íntimo trato, y el respeto
Que los Hispanos le manifestáron,
Mudó en muy pocos dias el concepto
Que tenia de ellos, y se le olvidáron
Sus pesares, trocándose en afecto
El odio, qual despues lo demostráron
Mil lances en que pudo libertarse,
Y de ellos nunca quiso separarse.

100.

Fue su primer cuidado, en el momento Que del gran susto estuvo recobrado, Castigar el supuesto atrevimiento De Qualpoca, que á México llevado, Para servir á todos de escarmiento A las voraces llamas fue entregado, Y mandar que sus tropas se apartasen De la sierra, y las paces respetasen.

Así murió Qualpoca, sin mas culpa Que su ciega obediencia al Soberano, Sin poderse salvar con la disculpa De ser vasallo. Proceder tirano, Harto comun! Mereces que te esculpa, Aunque horrorices al linage humano, Para que los Monarcas, ó se abstengan De mandar, ó sus órdenes sostengan.

### 102

Algun tiempo despues de executado El injusto castigo, el pueblo herido De aquel lance, bramaba avergonzado Al ver á su Monarca envilecido, Y que Cortés en México fixado, Parecia que echaba ya en olvido La prometida marcha: triste agüero Que amenazaba un yugo duradero.

# .103.

Varios Señores, aunque ocultamente,
Este fuego ambiciosos encendian,
Al fin se extendió tanto entre la gente
De la inmensa ciudad, que se tenian
Sediciosos corrillos con patente
Descaro, y mil patrañas esparcian,
Para hacer mas odioso el pueblo Hispano,
Y despreciable el mismo Soberano.

Motezuma de todo noticioso,
Que tomase mas cuerpo rezelando
La odiosa sedicion, y vergonzoso
Su situacion extraña meditando,
Discurrió un medio el mas artificioso,
A fin de no dexar pretexto á Hernando,
Para que su partida dilatase,
Por mas que en inventarlo trabajase.

## 105.

Ordenó que á la Corte concurrieran
Los Caciques, Señores y Legados
De todas las provincias que tuvieran
Voto para asistir á los Estados,
Y ántes que los Hispanos lo supieran,
Un dia que Cortés con los usados
Amigos vino atento á visitarle,
Comenzó en estos términos á hablarle.

### 106.

- » Varias veces, Señor, me habeis oido
  » Tratar de la infalible profecía
  » De Quezalcoal, y que esta se ha cumplido
  » Quando vinisteis á esta Monarquía,
  » En nombre de su nieto esclarecido
  » El Monarca Español. Falta en el dia
- » Obedecerle en lo que en tal supuesto,
- » Con precepto formal dexó dispuesto.

"Esto es, como lo tengo ya insinuado,
"Que el Monarca, su augusto descendiente,
"Sea por acto público nombrado
"Heredero forzoso del potente
"Imperio Mexicano. Así he mandado
"Se junten Cortes inmediatamente,
"A fin de hacerle reconocimiento

108.

» Como á tal, con solemne juramento.

Respondióle Cortés, agradeciendo
Su atenta oferta, mas á la manera
Que suele hacerlo aquel, que conociendo
Se le da lo debido, no se esmera
En mostrar su alegría, encareciendo
Que qual puro favor lo considera,
Y añadió que la herencia admitiria,
En nombre del Monarca á quien servia.

109.

Luego que llegó el dia señalado, En un salon soberbio y espaciosó Del quartel se juntó aquel gran Senado, Ocupó Motezuma el magestuoso Trono que estaba al frente, y á su lado Tomó asiento Cortés en un precioso Sitial, que competia á la grandeza Del trono en el adorno y la riqueza.

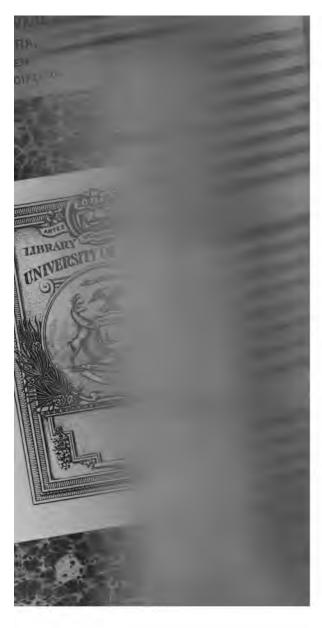

Sentados todos, al concurso atento,
Dixo el Emperador con agradable
Semblante: » Nunca con mayor contento
» Vi junto este Senado respetable,
» Que en este dia, en que llegó el momento
» De cumplir el precepto venerable
» Del grande Quezalcoal, dando la herencia
» De este Imperio á su nieto y la obediencia.

### III.

» Bien veis que hablo del gran Monarca Hispano,

» Que conocemos por su descendiente,

» En cuyo nombre, el xese Soberano

» De sus armas teneis aquí presente;

» Justo es, pues, que el Imperio Mexicano,

» Cuyas veces haceis solemnemente,

» Publique al dicho Rey Cárlos primero,

» De la Imperial Corona el heredero.

### II2.

Se aprobó con respeto silencioso
La propuesta por todo aquel Senado,
Y el primero el Monarca poderoso
Rindió pleyto homenage, arrodillado
Delante de Cortés, al Rey glorioso
De España, yendo cada Diputado
Por su turno á jurar quanto decia
Un Senador que aquel cargo tenia.

## 113.

Cortés, despues de haberse concluido
La augusta ceremonia, las debidas
Gracias dió en un discurso, aunque ceñido,
Expresivo. Sonáron repetidas
Salvas de artillería, y despedido
El concurso, á las mesas prevenidas
En las restantes salas se sentáron,
Y el fausto dia alegres celebráron.

### 114.

Motezuma, que astuto habia inventado Aquel extraño medio con maduro Consejo, á fin de que Cortés privado De pretexto, se viese en el apuro De ausentarse, 6 mostrarse declarado Enemigo, contando á buen seguro El deshacerlo todo con su ausencia, Pensó explicarse en su inmediata audiencia.

## 115.

Recibióle con rostro mas severo

Que otras veces, y así resueltamente

Dixo: » Señor, si os he de hablar sincero,

» Evacuados ya aquí completamente

» Todos vuestros asuntos, considero

» Que es tiempo de que vos y vuestra gente

» Os ausenteis, conforme á la promesa

» Que me habeis hecho tan formal y expresa.

» Aun quando yo de mi amistad llevado,

» Alargaros el término deseara,

» Mi pueblo todo justamente airado

»De tal tardanza, no lo tolerara.

»Disponed, pues, la marcha decontado,

"De vuestra buena fe dando una clara

» Prueba, que desengañe á los perversos

» Que os imputan intentos bien diversos.

## 117.

Cortés, reconociendo que tenia
En su instancia razon, pero admirando
El nuevo tono con que se la hacia,
De un modo atento, pero firme usando,
Le respondió: » Señor, desgracia mia
» Será, mas culpa no, la que alterando
» Vuestra bondad os hace hablar conmigo,
» Qual si ya no me honrarais como amigo.

# 118.

"Sabed, pues, que mi afecto, deseoso "Siempre de complaceros, ya os hubiera "Dado ese gusto de que estais ansioso; "Que ya cruzado el piélago, estuviera "En mi patria gozando del reposo, "Si de naves qual veis no careciera, "O los artistas y pertrechos varios "Tuviese para hacerlas necesarios. "Mas si el nuevo favor os merecemos "De que nos los franqueeis, en el momento "Que esten los buques prontos, surcarémos "Los mares. Motezuma muy contento Al ver que sus designios conseguia, Volvió á su tono regular y atento, Y mandó que al instante se franquease Todo lo que á este fin necesitase.

### 120

Comenzó á prevenirse con presteza
Quanto era al armamento conducente,
A lo que coadyuvaba sin pereza
La destinada Mexicana gente,
Labrando la madera con destreza
Para llevarla separadamente
A Vera-Cruz; mas una inesperada
Nueva suspendió la obra comenzada.

### I 2 I

Esta fue la de haberse presentado
Junto á aquella ciudad con numeroso
Exército Narvaez. Impensado
Apuro, para Hernando peligroso,
Objeto digno de que tu abrasado
Pecho, ó Musa! refiera con curioso
Esmero, describiendo la manera
Con que hasta allí llegó la gente fiera.

Como el horrendo abismo, y con que empeño La temeraria empresa fomentando, De los alados vientos hecho dueño, Encaminó sus naves, enviando A México aquel monstruo, cuyo ceño La guerra enciende. Pero ya escuchando Mis súplicas, animas con tu aliento, Para cantarlo, mi cansado acento.

# CANTO UNDECIMO.

ARGUMENTO.

A Narvaez por las calmas detenido, El infierno, la obscura boca abriendo Del Levante, socorre. Dirigido Por él á Vera-Cruz, Cortés, sabiendo Su llegada, le ofrece un buen partido; Mas viendo que no le oye, disponiendo Contra él sangrienta guerra, diligente Desde México acude con su gente.

T.

Entre tanto que en México triunfaba El animoso Hispano complacido, El infernal tirano respiraba Venganza, de tal gloria embrabecido. Al tonante clamor con que llamaba Sus ministros, las aguas del olvido Se detuviéron, los tormentos fieros Paráron y los gritos lastimeros.

2

Las furias las primeras, entendida
Su voz, acuden con horrible vuelo.
Otro monstruo acompaña su venida.
La Discordia, que humilde por el suelo
Arrastra á los principios, mas crecida
De pronto á enorme altura llega al cielo
Con la cabeza, y con los pies oprime
La tierra, que al tremendo peso gime.

Su dolor el tirano suspendiendo, Acia ella las funestas é inflamadas Orbitas de sus ojos revolviendo, Encantado la observa, y exhaladas Espesas nubes de humo del horrendo Abismo de su boca dice: » Aladas » Deidades, partid todas al instante, » Y tú, amada Discordia, ve delante.

» Volad rápidas furias al encuentro » De Pánfilo, y su armada detenida » Por las pesadas calmas en el centro » Del Mexicano golfo. Ancha salida » Procurad á los vientos que estan dentro » De las terrestres simas, oprimida » Su fuerza con montañas prodigiosas. » Puestas sobre sus bocas tenebrosas.

» Sabeis que su custodia está fiada » Al Tiempo solo, que imperiosamente » Abre y cierra la cárcel separada » De cada uno. Intentais inútilmente »La empresa, si no haceis con estudiada » Arte le oprima el Sueño enteramente, "Y le quitais las llaves con gran tiento. » Acudid, pues, al Sueño en el momento. "Y tú, Discordia, á México endereza
"Tu vuelo: baña en sangre tu inhumano
"Pecho: suelta la rienda á tu fiereza:
"Enciende, abrasa el pueblo Mexicano
"Que consiente en su Rey tanta baxeza:
"Perhiese embieta con armada mano

» Rabioso embista con armada mano

» El odioso quartel: que lo abandone

» Al fuego: que á un Hispano no perdone.

7

Qual rayos parten todas por el viento.
Alecto de Tisifone y Megera
Se divide: Se arroja con violento
Vuelo á la Hispana esquadra la primera:
En las tendidas velas, ni un aliento
De vientecillo, ni una aura ligera
Daba: los marineros ya cansados,
En torpe sueño estaban sepultados.

8.

En el nocturno cielo tristemente,
Narvaez aun despierto, examinaba
Varias señales, que seguramente
Daban á conocer no se acababa
La intolerable calma. Atentamente
Sostenida en el ayre le observaba
La Furia, que tomando la figura
De su piloto, á él vuela en derechura.

Quando está en su presencia ya visible, Señor, le dice: »ó miente mi experiencia »Y mis señales todas, ó infalible »Es que en breve tendrémos la asistencia »De los vientos; mas temo sea terrible »Su primer golpe, así, dad providencia »De que ricen las velas, y ligeros »Precavan su furor los marineros.

### 10.

» Estais en vos, ó habeis perdido el seso?

Le replica Narvaez enfadado:

» Hace quatro horas que de ver no ceso

» El horizonte todo, y no he notado

» Señal de viento, y me venis con eso?

» Volved á vuestro puesto señalado,

» Y no me irriteis mas con vuestro sueño,

» Que no sé si de mi ira seré dueño.

### rt.

Alecto al sufrimiento poco usada,
Con ronca voz, cobrando su espantable
Gesto, haciendo silbar encarnizada,
Las vivas sierpes de su formidable
Cabellera, le grita remontada
En el ayre: "Haz al punto, miserable,
"Lo que te mando, y vive agradecido,
"De que en pedazos no te he dividido."

Dicho esto, de la vista, presurosa
Como una exhalacion se desvanece,
Dexando un largo rastro de espantosa
Pálida luz. Narvaez se estremece
Con tal prodigio, y da una temerosa
Voz pidiendo socorro. Comparece
Luego gente á su grito, y animado,
Da cuenta á todos de lo que ha pasado.

### 13.

» Sea qual fuere, sigue, concluida
» Su relacion, la causa extraordinaria
» De esta gran maravilla, obedecida
» Ha de ser, disponed la necesaria
» Gente que eche los rizos, y advertida
» Esté toda, pues fuera temeraria
» Audacia aventurar, por no hacer caso
» De este aviso, las naves á un fraçaso.

## . 14.

Mientras la esquadra Alecto prevenia, Tisifone y Megera el invisible Vuelo dirigen adonde tenia Su perpetua morada el apacible Sueño, y como avisarle convenia, Porque no le alterase su terible Presencia, se lo encargan al Cuidado Pálido, á despertarle destinado. La mansion era una isla despoblada, Su terreno una plácida llanura, Muy fértil si estuviera cultivada, Como lo demostraba la espesura De cardos y de espinas, que erizada Presentaba. Jamas la azada dura, La hoz afilada, ni el fructuoso arado Cabida en su recinto habian hallado.

### 16.

La Pereza, Desidia y Negligencia
Aquella inculta tierra gobernaban,
El Trabajo y la Industria, en su presencia,
Jamas á aparecer se aventuraban,
Estando desterrados por sentencia
De todo aquel dominio. No cantaban
En su extension las aves melodiosas,
Sino solo cigarras fastidiosas.

## 17.

De la llanura en medio un Templo habia Al pie de un alto risco, coronado De opios y adormideras. Presidia El Silencio á su entrada, y avisado, Con el dedo en la boca prevenia Que nadie á interrumpirle fuese osado. Callando todo, solo el mar sonaba De léjos, y al reposo convidaba. La nave era profunda, dividida
En varios retirados aposentos.
Una cama de plumas bien mullida
En cada uno, sin otros ornamentos.
En la mas blanda la deidad tendida
Torpemente, á los vivos llamamientos
Del roedor Cuidado resistia,
Y á dormir al instante se volvia.

19.

Mil vanas ilusiones deleytables,
Del lecho al rededor revoloteando,
Hacian con sus alas incansables
Un vientecillo continuado y blando
Que suavizaba las desagradables
Impresiones del ayre, conservando
El grato temple que necesitaba
La alcoba en que su dueño descansaba.

20.

El Cuidado, su instancia repitiendo,
Logró al fin que á su aviso diera oido,
Los sumergidos ojos entreabriendo,
Y que por las dos Furias advertido
Del encargo importante del horrendo
Soberano del Tártaro temido,
A las Horas estúpido mandara
Que su rápido, carro se aviara.

Dos fogosos caballos prontamente
Las Horas al ligero carro unciéron,
Uno negro, otro blanco; diestramente
En él la blanda almohada dispusiéron,
Y colocado en ella el negligente
Amo dormido, rápidas partieron
Los alentados brutos aguijando,
A Alecto y á su hermana atras dexando.

### 22.

Tanto espacio, quanto un hombre sentado A la orilla del mar, sobre algun alto Peñasco, alcanza á ver del dilatado Horizonte, otro tanto en cada salto Avanzan los caballos. Alejado El par de Furias, sigue casi falto Al largo vuelo del preciso aliento, Con negras alas azotando el viento.

## 23.

Llegan por fin á la desierta tierra,
Que Tule antiguamente era llamada,
Ahora Islanda, y al pie de una alta sierra,
En donde el Tiempo tiene su morada,
Paran todos. El Sueño al punto afierra
Su poderoso cetro, y transformada
En la de ave nocturna su figura,
A encontrar al anciano se apresura.

Se quedan á lo léjos escondidas
Las dos Furias en tanto que mañoso
Se acerca el Sueño al Tiempo, que encogidas
Sus alas, observaba el presuroso
Relox, sentado sobre envejecidas
Ruinas, y con el cetro milagroso
Le toca en la cabeza. Prontamente
La baxa, y se adormece dulcemente.

25

Repite, y el letargo le asegura
Haciendo seña á las hermanas fieras,
Que dexando gozosas la espesura
En que estaban ocultas, muy ligeras
Las llaves que tenia en la cintura
Atadas cogen, las abrazaderas
De bronce abriendo que las sostenian
Al cuerpo, con el tiento que podian.

26.

Con ellas á las cárceles terribles
Acuden, en que están aprisionados
Los vientos. Ven de léjos los horribles
Montes encima de ellas colocados;
Pelados y altos riscos inmovibles,
De nieblas y de yelos coronados,
Y conforme se acercan, mil bramidos
Horrisonos atruenan sus oidos.

Tambien las Tempestades procelosas Y Torbellinos separadamente Ocupan sus prisiones tenebrosas. Allí los sujetó el Omnipotente Mediante aquellas moles prodigiosas, Pues sino su furor rápidamente, No solo el mar y la terrestre esfera, Sino los altos cielos confundiera.

## 28.

Temblaba el vasto suelo conmovido Con los esfuerzos, que rugiendo hacian Para romper sus puertas. Esculpido En cada una las Furias distinguian El propio nombre, del que recluido Debaxo de sus bronces contenian. Llegáron, pues, á la que se buscaba, Que era la que el Levante señalaba.

## 29.

Megera al punto con horrenda fuerza
Sostiene el risco, al paso que su hermana
La llave enorme á revolver se esfuerza;
El Viento mismo, quanto mas se afana
En abrir, mas sus ímpetus refuerza,
Y la estorba el hacerlo; viendo vana
Su fatiga, la Furia, ya impaciente,
La otra mano echa, y la abre enteramente.

Salta al instante el Viento embrabecido Volando por su rápida carrera:
Oye Narvaez el primer silbido,
Y grita alborotado á su ligera
Tripulacion, que habia recogido
Ya en gran parte las velas, que requiera
Las demas, y esté toda preparada.
Su nave de las otras fue imitada.

31.

Los navegantes, llenos de contento
Al ver mover sus naves, saludáron
Con vocería el agradable viento,
Y con tanta presteza el mar surcáron,
Que en Ulua, sin faltar un bastimento,
Al otro dia con quietud ancláron,
Antes que el sol sus luces ocultara,
Y el opuesto hemisferio iluminara.

32.

Saltando con las tropas que traia
En la arenosa playa el dia siguiente,
De los Indios de aquella cercanía
Llamados, se informó menudamente
De la distancia que desde allí habia
A Vera-Cruz. Si de esta plaza ausente
Cortés estaba, en dónde, quién mandaba
En su puesto, y qué tropa le quedaba.

33.

Tuvo tambien la dicha que prendiéron Veinte y quatro ginetes, que esparcidos Por órden suya, el campo recorriéron Tres soldados de Hernando. Estos traidos A su presencia, le satisficiéron En todo quanto fuéron requeridos, Las fuerzas de Cortés disminuyendo Por lisonja, su cólera temiendo.

34.

Sabiendo, pues, que Sandoval tenia El mando en Vera-Cruz, mandó pasara De su parte con una experta guia Un clérigo, llamado Ruiz Guevara, De un escribano real en compañía, Para notificarle que entregara La plaza, y con él fuesen tres soldados A servir de testigos destinados.

35.

Gonzalo Sandoval en el momento Que supo se acercaba aquella armada Acia sus costas, á observarla atento Dispuso espías á proporcionada Distancía, que qualquiera movimiento Que hiciese le avisaran, y así nada Se le ocultó de quanto executáron Los de Narvaez, desde que arribáron. Enterado de todo un mensagero A Cortés despachó, dándole aviso De aquella novedad; mas por ligero Que llegó, totalmente de improviso No le cogió, sabiéndola primero Por Motezuma, que en aquel preciso Instante se la habia noticiado, Por sus gobernadores informado.

37.

Verdad es que sabia solamente
El Indiano Monarca la venida
De la esquadra, y con ella de una gente
A la Española en todo parecida,
Su designio ignorando totalmente,
Y el xese por quien era conducida,
Y así Cortés se suspendió al oirle,
Sin hallar por el pronto que decirle.

38.

Necesitó de toda su entereza,
Porque su turbacion no conociera,
Pues conceptuó al instante con certeza,
Que aquella armada de Velazquez era,
Y agradeciendo atento la fineza
De su aviso, le dixo: "No pudiera
"Esta esquadra, Señor, sin duda alguna
"Española, venir mas oportuna.

"Pues quizá podré en ella prontamente
"Embarcarme, y ahorrar el tiempo largo
"De construir otras naves. Diligente
"Enviaré un mensagero, con encargo
"De saber de su xefe exâctamente
"Los fines de su viage: sin embargo
"Que yo discurro que á buscarme venga,
"Y mi marcha es preciso que prevenga.

40.

Vuelto ya Motezuma á su aposento, Llegó á Hernando el aviso remitido Por Sandoval, y juntos al momento Sus Capitanes, de lo sucedido Dándoles cuenta, oido con atento Silencio de aquel círculo aguerrido, Concluyó: » Ahora es preciso que pensemos » Cómo la civil guerra evitarémos.

4I.

Despues que largamente discurriéron Sobre el camino mas proporcionado Para evitar la guerra, conviniéron Que el Padre Olmedo fuese diputado Al General Narvaez, y le diéron, Para tratar de ajuste, ilimitado Poder, fiando todo á su prudencia, De que tenian ya larga experiencia. Pero antes que su viage comenzara, Escribió Sandoval que habia tenido Precision de arrestar á Ruiz Guevara, Al Escribano, y los que habian venido A hacerle intimacion de que entregara La ciudad á Narvaez, reducido A olvidar su carácter por su odiosa Desvergüenza y conducta sediciosa.

43

Y que se los enviaba asegurados
Para que dispusiera de su suerte.
Con efecto, los tales Diputados
Llegáron presos con escolta fuerte
De Hispanos, sobre Támenes cargados.
El soberbio Guevara, que la muerte
Prefiriera al bochorno de humillarse
A Cortés, no podia consolarse.

44.

Mas apenas Hernando en su presencia Los tuvo, quando léjos de injuriarlos, Saludados con gran benevolencia, Mandó de sus cadenas libertarlos, Y tratando su arresto de imprudencia, Se esmeró de tal modo en cortejarlos, Sobre todo á Guevara, que dudaban Si entre sus enemigos se encontraban. Guevara extrañamente sorprehendido, Al ver de tal conducta la nobleza, Conociendo no haberla merecido, Trocó en un vivo afecto la dureza De su odio, y á Cortés agradecido, Se encargó de servirle con fineza, Persuadiendo á Narvaez que cediese, Y á un convenio pacífico asintiese.

46.

Y aun mas se confirmó en el buen intento, Quando vió el grande aprecio en que tenia Motezuma á Cortés, el lucimiento De aquella Corte, y supo que ya habia Prestado al Rey de España juramento Como á heredero aquella monarquía Tan extendida y rica. Hecho increible, A un héroe qual Cortés solo asequible.

47.

En tanto el Padre Olmedo habia llegado Al campo de Narvaez, que severo De Salvatierra solo acompañado Le recibió, temiendo que el guerrero Exército á las paces ya inclinado, Oyendo de aquel sabio medianero Las razones, cediese á su eloquencia, Y al rompimiento hiciese resistencia.

Con reverente tono aquel juicioso
Varon le dixo: » Quanta es mi esperanza,
» Si quereis escucharme con reposo,
» De ver, Señor, calmadas sin tardanza
» Las crueles disensiones, que envidioso
» El infierno fomenta, en la confianza,
» De que unos á otros nos acabarémos,
» O de estos Indios víctimas serémos.

49.

» Veamos, pues, con reflexion madura
» Qué causa justifica el obstinado
» Empeño de Velazquez. Por ventura
» No dió el mando á Cortés? Lo ha revocado
» Hasta ahora? Y puede haber cosa mas dura
» Que tratar de delito lo que ha obrado
» Por su órden? Estará acaso ofendido,
» Porque tan grande empresa ha conseguido?

y Una empresa á la España tan preciosa,
y Que aunque faltado á su obediencia hubiera,
y Sin mas que consultar la provechosa
y Necesaria política, debiera
y Olvidar su conducta por odiosa
y Que fuese, y encargarle que siguiera
y Como hasta aquí, su enojo deponiendo
y El bien público al suyo prefiriendo?

ζI.

» Pues quán ageno de razon seria,

» Quán injusto querer quitarle el mando

» Sin que exîsta tal causa? Y en el dia

» Tampoco puede despojar á Hernando

»De un título, que si antes dependia

»De él, la ciudad de Vera-Cruz, usando

»De una inconcusa autoridad, le ha dado,

» En nombre del Monarca renovado.

۲2.

» El único derecho que tuviera

» Velazquez fuera el de que se le diese

"La parte que á sus gastos se debiera

» De qualquiera ganancia que se hiciese;

» Siempre que la razon reconociera

» Y justicia de Hernando, sin que hubiese

» Necesidad para ello, de que enviara,

» Mas que una nave que se la llevara.

53.

» Pero con todo, Hernando agradecido

» A su antiguo favor, se convendria

» En hacerle qualquier justo partido,

» Como á vos y á la brava compañía

» Que con vos viene, todo lo adquirido

» Partiendo, y quanto de esta monarquía

» Sacase aun, con tal que á él os juntarais,

» Y en sus nuevas empresas le ayudarais.

"Pues habiendo ya México jurado "A nuestro Rey por su único heredero, "Todo que hacer aquí está ya acabado, "Y en otras tierras el valor guerrero "Fodriais emplear, asegurado "Con una fuerte guarnicion primero "De Vera-Cruz el puerto, y una armada, "Por no dexar la herencia aventurada.

55.

"Y sobre todo, ponderad atento, "Qué horribles daños no resultarian "De una guerra civil; qué detrimento "A nuestra patria; cómo triunfarian "Los Indios de nosotros: un momento "Reflexîonad tambien que se armarian "Por Cortés, ademas de sus Hispanos "Y aliados, aun los mismos Mexicanos.

56.

"Mas dexando, Señor, estas humanas "Reflexiones á un lado, qué dirémos, "Si diéremos oido á las christianas? "Será posible que escandalicemos "Con nuestro odio funesto estas lejanas "Tiarras? Que fieros nos ensangrentemos, "La religion mas santa predicando, "Y peor que los idólatras obrando? Le interrumpe Narvaez impaciente, Y sin dar mas razon que su enconada Cólera, le responde: » inútilmente » Se fatiga Cortés; es excusada » Qualquier reconvencion, si prontamente » A Velazquez no cede la usurpada » Autoridad, dexándole esta tierra » Para evitar la cruel y justa guerra.

38.

"Decidselo en mi nombre claramente,
"Y entre tanto, vos mismo, retirado
"En la tienda, guardad exâctamente
"El secreto en quanto hemos conversado;
"Pues si lo quebrantais desobediente,
"Con vos, sin respetar ese sagrado
"Carácter que teneis, haré un sangriento
"Exemplar, que á otros sirva de escarmienta.

59.

El Padre Olmedo despachó al instante :
La noticia á Cortés, y temeroso
De aquel hombre feroz, guardó constante.
Silencio. Mientras tanto, deseoso
De llevar sus intentos adelante,
Llegó Guevara al campo, y con gozoso
Semblante de Narváez recibido,
Le contó quanto habia sucedido.

Ponderó los favores que debia A Cortés, los progresos que habia hecho En México, su aliento y bizarría, De manera que ardiendo de despecho Le replicó Narvaez, si le habia Ofrecido aquel xefe algun provecho Para ser su abogado, y desatento Arrestado le envió á su alojamiento.

# 61.

Hecho esto al Padre Olmedo despachando Sin darle mas respuesta, el mismo dia A Cortés declaró en público bando Por traidor á la Hispana Monarquía; En él á sus sequaces intimando Sangrienta guerra, un premio se ofrecia Y el perdon al que vivo le entregase, O de qualquiera modo le matase.

# 62.

Y levantado el campo en derechura A Zempoala marchó. Fué recibido En este pueblo con voluntad pura Por aquel buen Cacique, no instruido De sus desavenencias, y la dura Guerra que amenazaba á su querido Cortés, y destinó á su alojamiento De un vasto adoratorio el alto asiento. Contra lo regular era flanqueado
De tres redondos gruesos torreones,
Uno ácia el fondo, y otro á cada lado,
Y en todos tres habia habitaciones
Muy capaces, de modo que sobrado
Lugar prestáron á sus batallones
Para alojarse, y la caballería
Situó en las casas de la cercanía.

64.

Colocó los cañones de manera,
Que cruzando sus tiros defendiesen
Por los flancos la rápida escalera,
Mandando que á su frente se pusiesen
Dos piezas, cuyo fuego deshiciera
Quantos á acometerla se atreviesen,
Y puso centinelas avanzadas
En el campo y las calles, derramadas.

65.

Mientras así Narvaez arreglaba
Su quartel nuevo, á México llegado
El Padre Olmedo, á Hernando noticiaba
Lo que en su comision habia pasado.
Este, viendo que en vano se empeñaba
En reducir aquel hombre irritado,
Pensaba ya en la guerra, mas veia
Quantos estorbos que vencer tendria.

Preciso era que en México dexara
Parte de sus soldados, rezelando
Que Motezuma libre aprovechara
La ocasion, y sus fuerzas convocando
Con entrambos partidos acabara,
O que el pueblo el respeto abandonando,
Quando sin guarda Hispana se encontrase,
A ello aunque no quisiera le forzase.

67.

Ademas requeria gran presteza
Oprimir á Narvaez, que podia
Si tardaba tomar la fortaleza
De Vera-Cruz, en la que encontraria,
Hecho dueño de toda la riqueza
Depositada en ella, si perdia
La batalla, un buen puerto en que embarcarse,
O con nuevos auxílios reforzarse.

68.

En medio de mil dudas vacilaba, Quando entró Motezuma á su aposento Y le dixo: "Señor, yo celebraba "Haber logrado, y no sin fundamento, "Vuestra confianza, mas que me engañaba "Reconozco con vivo sentimiento, "Pues supusisteis que era vuestro amigo "El nuevo General, siendo enemigo. » Ademas de saberlo con certeza

» Por mis Gobernadores, lo he notado

» En vuestro rostro mismo. La tristeza

» Se trasluce, no obstante que esforzado

» Disimuleis, y extraña la grandeza

» Del afecto que siempre he profesado

» A vuestras cosas, no haber merecido,

» Ni que siquiera os deis por entendido.

Abrazóle Cortés con cariñoso Semblante, y respondió: » nunca dudaba, » Señor, de vuestro afecto generoso, » Mas como hasta estos dias esperaba, » Y espero todavía, que el odioso » Disturbio se componga, dilataba » Daros noticia dél, juzgando que era » Cosa no digna de que se os dixera.

#### 71.

» Mas siendo ya forzoso que me ausente, » Para ver si consigo se reduzca » A la razon, pensaba justamente "Deciroslo, y pedir quanto conduzca » A prevenir mi marcha prontamente; » Así no permitais que se introduzca » En vuestro pecho, el falso pensamiento, »De que yo soy capaz de fingimiento.

» Como estoy persuadido que mi ausencia

» No ha de ser larga, á Pedro de Alvarado

"Dexaré aquí con vuestra Real licencia,

» Para que os sirva, y tenga á su cuidado

»Fuera del equipage la asistencia

"De todos mis enfermos, ayudado

"De un buen cuerpo de tropas, mientras vengo,

"Y al general embarco me prevengo.

#### 73.

» Así Señor, de mi total confianza

» Seguro, continuad en dispensarme

» Vuestro favor, mandando sin tardanza

"Que vengan en mi marcha á acompañarme

"Dos mil tamenes solos de pujanza,

"Que bastarán, pues no pienso llevarme

» Cosa alguna á no ser la artillería

» Precisa, y provisiones para el dia.

#### 74.

- » Tambien os pido encarecidamente,
- » Protejais en mi ausencia generoso
- » A Pedro de Alvarado, y á la gente
- » Que os dexo, de qualquiera intento odioso
- » De vuestro pueblo, del que ciertamente
- » Estoy con fundamento rezeloso;
- "Y creed, Señor, que estais interesado
- »En su quietud, no menos que Alvarado.

"Pues el pueblo una vez soltado el freno,

"Por hombres ambiciosos conmovido,

» Es ciego monstruo, que de furor lleno,

» El mas justo respeto echa en olvido,

» Y mucho mas, sabiendo quan ageno

» Estais de dar abrigo al encendido

» Odio contra nosotros, que le agita;

» Así de contenerse necesita.

# 76.

Respondió Motezuma: » descuidado

» Podeis, Señor, tomar vuestro camino,

» Que si lo que no espero, alborotado

» El pueblo cometiese el desatino

» Que rezelais, seria castigado,

» Pues ya de la ciudad tengo vecino

» Un numeroso cuerpo de aguerridas

» Tropas, para tal lance prevenidas.

#### 77

» Parte de ellas destino á acompañaros,

» Que no es justo por mas que sea valiente

» Vuestra tropa, vayais á aventuraros

» Solo con ella, pues tan fácilmente

» La victoria podeis aseguraros

» Añadiendo las mias, que fielmente

» Os servirán, su sangre derramando,

"Y aun á vuestros guerreros emulando.

» Señor, dixo Cortés, os agradezco

» Como debo el afecto extraordinario

» Que me manifestais, y que merezco

» Con el mio, mas no hallo necesario

"El socorro, pues siempre permanezco

» En mi esperanza de que el temerario

"General engañado, en el momento

» Que nos hablemos mudará de intento.

#### 79

"Y si viera que yo con numeroso

» Exército á su campo me acercara,

"De mis hostiles miras rezeloso,

"De qualquiera propuesta desconfiara:

» Ademas que conozco que es ocioso

"Tal auxîlio, pues aunque duplicara

» Sus fuerzas, mi victoria era segura,

» Mandándolas un hombre sin cordura.

#### 80.

» Así, Señor, será mas acertado

» Las retengais, y el alboroto impidan

» Con las que dexo á Pedro de Alvarado,

"De vuestros pueblos si el respeto olvidan;

» Y estad de mis sucesos sin cuidado,

» Pues aunque por las armas se decidan,

» La certeza posible hay en lo humano,

» De que el contrario no quedará ufano.

Convino Motezuma en que quedasen
Sus tropas, y dispuso al punto Hernando
Que las suyas la marcha preparasen.
Ochenta Hispanos de Alvarado al mando
Dexó, ordenando que le acompañasen
Las tropas aliadas, exceptuando
Dos mil hombres entre ellas escogidos,
Por Talma, Angol y Chalco dirigidos.

82.

Con este cuerpo, y con los alentados Hispanos, cuyo número ascendia A doscientos sesenta y seis soldados, Con quatro piezas de la artillería Mas ligera, y los tamenes cargados, Se encamina á Zempoala recta via, Despues de despedirse de la Hispana Guarnicion, y la Corte Mexicana.

83.

Con órden admirable el aguerrido
Exército, sus marchas continuando,
Llegó á Matalequita, y detenido
Estuvo en este pueblo, porque Hernando,
Aunque de tantos modos ofendido
Por Narvaez, la guerra abominando,
Mandó á Velazquez de Leon que fuera
A verle, y á la paz le persuadiera.

Le fió esta comision tan delicada,
Porque ademas de ser hombre prudente,
Firme y de una honradez acreditada,
De Velazquez tambien era pariente,
Y mientras que cumplia su embaxada,
Se propuso esperar tranquilamente
Su vuelta allí, de donde á su destino
Habia doce leguas de camino.

85.

De seis Indios guerreros escoltado, Velazquez de Leon marchó al instante, Y felizmente habiéndolas andado, Llegó á Zempoala, quando el sol brillante A la aurora siguiendo apresurado, Se asomaba á las puertas del levante, Y por las centinelas conocido, Fue con mucho cariño recibido.

86.

Avisado Narvaez que aun dormia,
Dexó el lecho, y mandó se presentase.
Saludados con mútua cortesía,
Le dixo, que primero descansase
De la fatiga, y que despues le oiria,
Y á fin de que sus fuerzas restaurase
Mandó traerle un almuerzo muy gustoso,
Y un exquisito vino generoso.

Despues del desayuno regalado, Velazquez de Leon de esta manera Comenzó: » amigo, mucho he deseado, » Desde que aquí llegasteis, se ofreciera » Esta ocasion de hablaros, confiado, » Por conocer vuestro carácter, que era » Imposible que hicieseis resistencia, »De la justa razon á la evidencia.

### 88.

» Que solo por estar mal instruido » Erais capaz de errar, mas que al momento » Que la verdad hubieseis oido, » Se os veria mudar de pensamiento, "Y así espero, que luego que vencido » El enojo que indica el rostro, atento » Escucheis á este amigo leal y viejo, » Mudareis totalmente de consejo.

» Es constante, que quando se formaba » La armada, nadie con mayor largueza » Contribuyó que Hernando. No ignoraba » Velazquez esto, ni que la nobleza, » El pueblo todo, y la milicia brava » Anhelaban que fuese á la cabeza "De aquellas fuerzas, qual lo requeria » Su valor, y el bien público pedia.

» Hizo justicia. Inútil es deciros

» Con que solemnidad confirió el mando,

» Con que aplauso á Cortés, 6 repetiros,

» Pues todo lo sabeis, que rezelando

»De él sin razon, en fuerza de los tiros

»De la envidia, mas nunca revocando

» Su autoridad, dexó que se embarcase,

» Y la intentada empresa executase.

### 91.

» Desde entonces acá no ha recibido

» Cortés noticia alguna de la Havana,

» Ni de Velazquez. Nadie ha pretendido

» Que dexe el mando de la armada Hispana.

» Con aquel primer título ha seguido

» Esta empresa feliz, de que dimana

» Tal fruto y honra á nuestra Monarquía.

» Cómo le acusais pues de rebeldía?

#### 92.

Y qué direis, si anade al nombramiento

»De Velazquez un título seguro

» De toda duda? Hernando, con intento

»De que sus tropas en qualquier apuro

"Tuviesen oportuno acogimiento,

» A Vera-Cruz fundó y cercó de muro,

» Y en el Real nombre estableció un Senado,

» Que esta ciudad tuviese á su cuidado.

» Al instante que estuvo establecido

» Este Cuerpo político, dispuso

» Como que en él habia recaido

» La Real autoridad, segun el uso

»En los descubrimientos recibido,

»Del baston, y en las manos lo depuso

» De Cortés, que ya no es por consiguiente

"De Velazquez como antes dependiente.

#### 94.

» Cesó igualmente desde aquel instante

» El dominio interino, que tenia

» Velazquez en conquista tan distante;

»De que se infiere que la rebeldía

» Estará en su partido, si adelante

» Sigue, enterado de esto, su porfia;

» Mas de él ni vos presumo arrojos tales,

» Pues sé que sois á vuestro Rey leales.

#### 95.

"Y dexando por ahora la injusticia

"De vuestros procederes, entendido

"Debeis tener, que aunque vuestra milicia

» Excede á nuestro exército aguerrido

» En número, ademas que la pericia

» Milita en este, se verá asistido

»Del poder del Imperio Mexicano,

» Y del valiente pueblo Tlascaláno.

» Bien veis que Hernando no puede temeros

"Con tal fuerza, y con todo deseoso

» De vuestro bien, me envia aquí á ofreceros

Dividir con vosotros el precioso

» Tesoro, que ha costado á sus guerreros

» Tanta sangre y encuentro peligroso;

"Y ceder por dexaros satisfecho,

» Quanto sufra el honor de su derecho.

#### 97.

" Mas si pensais seguir en vuestra empresa,

» Esta amigable oferta despreciando,

» Que mucho mas que á él mismo os interesa;

» Las tristes consequencias protestando

» Que resultaren, tengo órden expresa

» De deciros, que léjos de que el mando

» Abandone, os intima desde luego,

» Defenderá su causa á sangre y fuego.

### 98.

- » Mirad, pues, si es razon que divirtamos,
- » Con tan sangrienta escena, al pueblo fiero
- » De estas vastas provincias: que perdamos
- » Por causa de un disturbio tan ligero
- » Nuestras conquistas: que nos expongamos
- » A venir á acabar á lo postrero
- » A manos de los Indios, animados,
- » Al vernos mútuamente destrozados.

Mientras sin fruto alguno disputaban, Lucas Vazquez de Ayllon y otros zelosos Xefes, que los designios penetraban De Pánfilo, acudiéron presurosos, Por ver si con razones alcanzaban Persuadirle á la paz, y cuidadosos A los criados dixéron, que avisasen Al punto que su plática acabasen.

## 106:

Apenas concluyó, quando advertido
Pánfilo de que estaban esperando
Los mandó entrar. Ayllon muy comedido,
Los deseos de todos expresando,
De que si proponia algun partido
Admisible Cortés, no consultando
El odio, al bien de España se cediera,
Le pidió que á sus votos atendiera.

#### 107.

()

Le hizo ver las razones que debian A la paz inclinarle. Lo imprudente Que era el aventurar lo que podian Con ella conseguir, al inminente Riesgo de una batalla. Que serian Responsables á Dios de la inocente Sangre, en aquellos campos derramada, Por solo una etiqueta mal fundada.

Hizo en fin quanto pudo por vencerle; Mas fue inutil, y viéndole obstinado. Le intimó que debia obedecerle, Habiéndole la Audiencia confiado La autoridad precisa á contenerle, Si de que era vasallo trascordado A la obediencia de su Rey faltaba, Y la civil discordia fomentaba.

109.

Pánfilo enfurecido, sin dexarle Acabar su oracion, con gritos fieros A su guardia llamó, y mandó arrestarle, Aspero despidiendo á los guerreros Xefes que habian venido á acompañarle, Tratándolos de viles lisonjeros De Cortés, y añadiendo que sabria Castigar igualmente su osadía.

#### TTO.

Preso Ayllon, ordenó que le llevaran A Ulua con buena escolta, y prontamente En un ligero buque le embarcaran Para Cuba. Mandó que nuevamente Contra Cortés la guerra pregonaran, Y si no hubiera visto que su gente Se opuso toda al inaudito exceso, A Velazquez de Leon hubiera preso. TOMO II.

F

Mas tuvo que salir apresurado
De Zempoala, y llegando al otro dia
Al campo de Cortés, de lo pasado
Le dió cuenta, añadiendo que creia
Era inutil enviar mas Diputado,
Pues que Pánfilo nunca cederia.
Enterado Cortés, llamó al momento
Su tropa á general ayuntamiento.

#### II2.

Juntos sus Españoles, asistido
De los xefes, les dió prolixamente
Cuenta de quanto habia sucedido
A Velazquez de Leon; del insolente
Desprecio con que Pánfilo habia oido
Su propuesta; de como injustamente
Habia preso á Ayllon, y aun intentado
Hacer lo mismo con su Diputado.

#### 113.

Que ademas de esto con solemne bando Guerra contra ellos declarado habia, Que así era ya preciso, que pensando En reprimir su injusta tiranía, A la marcha se fuesen preparando, Determinada para el otro dia, Seguros de vencer, pues de su parte Tenian el valor, justicia y arte. No le dexáron los soldados fieros Acabar su discurso, resonando Altos clamores, vivas lisonjeros Para su General; asegurando Uno por uno, desde los primeros Oficiales, que estaban deseando Castigar las injurias repetidas, Con sobrada paciencia recibidas.

115.

Disolvióse la Junta, señalada
Para ponerse en marcha la siguiente
Mañana; y quando apenas la rosada
Aurora se asomaba ácia el Oriente,
El exército todo su jornada
Emprendiendo, en dos dias justamente
Llegó á hacer noche junto al rio Axala,
A una legua aunque larga de Zempoala-

116.

Mediaba el rio entre él y el enemigo, Y por la espalda á Vera-Cruz tenia A pocas leguas, que seguro abrigo En caso de desgracia le ofrecia, Pudiendo recibir del pueblo amigo Libremente, si allí se detenia, Los víveres: el puesto era escabroso, Y para los caballos peligroso.

'Cortés lo eligió así, reconociendo
Que el contrario ventaja le llevaba
En este ramo, astuto precaviendo
Ser forzado á un combate, si no hallaba
Ocasion favorable. Y repartiendo
Todas las guardias que necesitaba,
Una esquadra Zempoal mandó pasase
El rio, y lo posible se avanzase.

### 118.

Al otro dia, quando desterradas
Las sombras en los valles se escondian,
Y las excelsas cumbres ya doradas
Por el sol vivas luces despedian,
Las centinelas Indias avanzadas,
Que á otro lado del rio descubrian
La campaña, se fuéron retirando,
El enemigo exército anunciando.

# 119.

Comenzó con efecto á divisarse
Ordenado en batalla en el momento
Que acababa el de Hernando de formarse.
El que mandó no hiciese movimiento
Este, hasta ver al otro aproxímarse
A la orilla del rio, con intento
De atravesarlo, mas que en este caso
Con toda furia le estorbase el paso.

No llegó el lance, porque todo el dia Se pasó en observarse mútuamente; Pero quando la tarde ya caia, Enlutó el cielo repentinamente Un espeso nublado, que cubria El horizonte todo; con vehemente Fuerza, agua, piedra y rayos arrojando, Y los tendidos campos inundando.

#### 121.

Pidiéron á Narvaez sus soldados, Como nuevos aun, y al sufrimiento De aquellas intempéries poco usados, Que los volviese ácia su alojamiento, Puesto que era ya inútil, que calados Estuviesen allí expuestos al viento. Como el mal rato á Pánfilo tampoco Gustaba, en convenirse tardó poco.

#### I 2 2.

Marchó, pues, á Zempoala presuroso Con todo aquel exército, rendido Del agua y la fatiga, y al reposo Se entregó sin rezelo, persuadido Que Cortés de sus fuerzas temeroso, Y mucho mas en el fortalecido Quartel, y con tal noche, no seria Tan temerario que le atacaria.

Mas con todo dispuso se situasen En el campo intermedio doce infantes Y otros ocho ginetes, que observasen El enemigo campo vigilantes, Y si acaso sus tropas intentasen Venir ácia el quartel, huyesen antes De ser cortados, y la alarma dieran, Para que sorprehenderle no pudieran.

# CANTO DUODECIMO.

ARGUMENTO.

De Pánfilo al quartel Hernando envia Diestros exploradores, y sabido Su descuido, lo embiste antes del dia. De él se apodera al cabo de un refiido Combate, y prisionero en la porfia Pánfilo queda. En tanto prevenido De una vision intenta Belorano Destronar al Monarca Mexicano.

I.

Luego que vió Cortés ya retiradas
Las esquadras de Pánfilo, dispuso
Numerosas patrullas avanzadas,
Y á otro lado del rio un cuerpo puso
De Indias tropas, despues de alimentadas,
De Tálma al cargo, á quien exacto expuso
El modo de situarlas, la importancia
Del silencio, cuidado y vigilancia.

2.

Cerrada ya la noche tenebrosa,
Sus restantes soldados compusiéron
La cena, para su hambre harto gustosa,
A la luz de cien fuegos que encendiéron;
Saciados, olvidando la penosa
Fatiga de aquel dia, se durmiéron
En el mojado suelo, al ayre armados,
Como en la mejor cama sosegados.

Cortés mientras estaban descansando, A la luz de una abandonada hoguera, Todos sus Capitanes convocando, En baxa voz habló de esta manera: » Señores, hace rato estoy pensando » Ouánta felicidad la nuestra fuera, » Si incauto el enemigo ocasion diese »De que esta noche se le sorprehendiese.

"El temporal, el fatigoso dia » Que ha sufrido, la suma inexperiencia » De soldados y xefes, la osadia » Que le inspira su fuerza, en competencia » De nuestro corto número, á porfia » Han de causar confianza y negligencia, » Y mucho mas aun la ventajosa » Situacion del quartel en que reposa.

»Y pues nada en tentarlo peligramos, » Haciéndolo con juicio, y considero » Que á ganar mucho nos aventuramos, » Vuestro dictámen para hacerlo espero, Y breve, porque el tiempo no perdamos. » Soy del mismo sentir; pero primero, »Dixo Olid, que logremos es preciso, » Tener del enemigo algun aviso.

» Se debe averiguar si cuidadoso

» Vela, pues si no puede sorprehenderse,

»El ataque no solo es peligroso,

» Sino un medio infalible de perderse.

» Para esto algun guerrero generoso

» A llegar á Zempoala ha de exponerse,

» Favorecido de la noche obscura,

»Y traer de todo relacion segura.

7.

» Media hora despues que este haya salido,

» El exército todo muy callado

» Ha de pasar el rio, precedido

» De un cuerpo de Zempoales alentado,

» Que en pequeños piquetes dividido

» Por todo el campo, corte con cuidado

» Qualquiera adelantada centinela,

» Que en su extension pudiere estar de vela.

8.

» Como á unos dos mil pasos de distancia

» De Zempoala, el exército á cubierto

"De una arruinada y solitaria estancia,

» Ha de hacer alto, en tanto que de cierto

» Sepamos la importante circunstancia

»De si está el enemigo ó no dispierto

"Y vigilante, vuelta allí la espía

» A la que tal informe se confia.

15.

» Así, Señores, añadió, yo fuera
» De dictámen que Ordaz, y aqui concluyo,
» A su gusto lo elija, y no difiera
» La marcha, pues la suma constituyo
» De todo, en que el exército siquiera
» Del contrario el quartel tenga por suyo,
» Antes que este del dia á los albores
» Pueda contar sus pocos vencedores.

т 6.

Convienen todos, é inmediatamente Nombra Ordaz á Gonzalo de Alvarado. Ambos de la coraza reluciente Y el morrion se despojan azerado, Para poder andar mas sueltamente, Y precaver que fuese columbrado Su resplandor entre la sombra obscura, Pensando al punto en otra vestidura.

17.

Ordaz á un Chinanteca una piel de oso Pide, y se le acomoda en el instante. Otra de un pardo lobo presuroso Alvarado se pone. La restante Armadura de cada belicoso Mancebo, se reduce á una cortante Espada, una ballesta vigorosa, Y provision de jaras numerosa.

Olid les encargó tambien llevasen
Una porcion de cuerdas prevenida,
Pudiendo suceder que se encontrasen
Alguna centinela, que dormida,
Fácilmente y sin ruido aprisionasen,
Y que viva á su vuelta conducida,
Quando noticias no pudiese darles,
Serviria á lo menos á guiarles.

19.

De Cortés tiernamente despedidos Y del concurso, llegan á la orilla Del rio, y un momento detenidos Con la vista en el cielo, y la rodilla Hincada, piden al excelso unidos, Mediante una oracion breve y sencilla, Los favorezca su bondad propicia, Si tienen de su parte la justicia.

20.

Llega el rendido ruego al alto cielo, Y al trono omnipotente presentado, El Angel venturoso, á cnyo zelo El Mexicano Imperio está encargado, Postrado al Señor dice: » á mi desvelo » Y á mi súplica humilde ya otorgado » Teneis, que abandonando su profano » Culto, os adore el pueblo Mexicano.

» Para que esto se cumpla habeis dispuesto » Que le venza Cortés, y que rendido,

» Se incorpore á la España. A pesar de esto

» Veis Señor que el infierno enfurecido,

" Mas á vos mismo que á este xefe, ha opuesto

"Ese General nuevo, que seguido

» De superiores fuerzas contra él viene,

» Disponed pues, Señor, lo que conviene.

Benigno oyó el Señor la reverente Justa oracion, y abriendo en el momento Su boca, de la dicha eterna fuente, Llenó de nueva gloria el firmamento: "Diciendo al Angel, vuela prontamente, » Da á las gentes de Hernando nuevo aliento:

» Haz que el torpe descuido se apodere » De su enemigo, y le halle como quiere.

#### 23.

Parte á Zempoala el Angel, y con fiera Voz al Descuido llama. Este, medroso Con el peligro su hijo, se acelera Contra su natural, de su ruinoso Antro. El Angel le dice, ve á carrera » A esa ciudad que ves, que el tenebroso » Nocturno manto cubre todavía, » Y puntual executa esta órden mia.

"Ronda sus puertas, cuidadoso impide "Que entren la Vigilancia y el Rezelo. "Haz que el Silencio plácido convide "Corriendo á la Prudencia un denso velo, "Al descanso al exército metido "Dentro de su recinto. Que el Desvelo "Desampare sus guardias avanzadas, "Y á un duro sueño queden entregadas.

25.

El Descuido, no obstante su monstruosa Y gruesa corpulencia, corta el viento Rápidamente, y con escrupulosa Exâctitud da al punto cumplimiento A su encargo en Zempoala. Ya reposa El General. Está sin movimiento El exército. Rara centinela Resiste al sueño, y da fin á su vela.

26.

El Angel entre tanto, apresurado, Rompe la negra nube que cubria El horizonte, á fin que el moderado Resplandor de la luna que crecia Entonces, á Ordaz sirva, y á Alvarado Entre la densa obscuridad de guia; Ambos al ver sus rayos luminosos Atraviesan el rio muy gozosos. Huyen de toda senda, y sin ruido Van por lo mas espeso caminando, De léjos con la vista, y el oido Atentos cada objeto exâminando. En media legua nada habia ocurrido Que mereciese su cuidado, quando Ordaz que andaba un poco delantero, Agachado volvió ácia el compañero.

## 28.

» Ves, le dixo en voz baxa, ácia aquel lado, » Dos vultos que se acercan lentamente? » Importa que no escapen. Tú emboscado » Quedate aquí, que yo voy diligente » A cogerles la espalda, y arrestado

» Quando á tí lleguen, salta de repente » Sobre ellos, bien seguro que al momento, » Por detras vendré yo en su seguimiento.

29.

Dicho esto, Ordaz á toda prisa, dando Cosido con la tierra un largo giro, Ya detras de los vultos viene andando. Alvarado, que oculto en el retiro De un matorral espeso está aguardando, Apenas los divisa á medio tiro De su ballesta, grita con voz fiera, Amenazando á aquel que un paso diera.

Los dos que con efecto eran soldados De Pánfilo, vibrando en el instante Desnudos los aceros, alentados Al ver un hombre solo, y tan distante Del enemigo campo, apresurados A él se arrojan, mas presto una volante Xara de su ballesta despedida, Al uno de ellos priva de la vida.

31.

Pasa el broquel de triplicado cuero
Y un escaupil, y sale ensangrentada
Por la espalda del mísero guerrero.
El otro al ver su suerte desgraciada
Queda parado: por la espalda el fiero
Ordaz le da tal golpe con la espada,
Que en el suelo le tiende, y ya rendido.
Le preguntan quien es, y á que ha venido.

32.

<sup>»</sup> Yo lo diré, responde enagenado.

» No os suplico, ó guerreros valerosos,

» Me deis la vida, que á un desventurado

» Qual yo, es tormento de los mas penosos,

» Sino que concedais que aquí abrazado

» Llore antes á este triste, á quien furiosos

» De ella privasteis, pues en este suelo

» No me queda otra sombra de consuelo.

33.

"Era un hijo, y el único y querido "De este su tierno padre. No esperaba "Yo perderlo tan pronto. Hemos venido "A relevar la guardia que velaba "Por esta parte. Ay triste! si creido "Hubiera yo al dolor, con que esforzaba "Su pobre madre, que en su compañía "Quedase! Con qué gusto moriria!

34.

» A ella perdí cruel, desatendiendo » Su justa peticion, y ahora privado » De mi hijo quedo! Mas por qué pretendo » Deteneros? Dice esto, y arrojado, Rios de amargas lágrimas vertiendo, Sobre el cuerpo del hijo ensangrentado, Grita: » la fiera espada atravesadme, » Presto si sois piadosos acabadme.

35.

Alvarado y Ordaz compadecidos,
Léjos de aquel cadáver, fuertemente
Pies y manos le atáron bien unidos
A un duro tronco, á fin de que impaciente
No intentase matarse, y advertidos
Le protestáron, que si exactamente
A todas sus preguntas respondia,
Dos amigos en ellos hallaria.

Pero que si á decirles se negara
La verdad, ó en un punto á ella faltase
Suave y pronta muerte no esperara,
Sino la mas atroz que se encontrase,
Que á fuerza de tormentos le acabara;
Que asegurado de esto, declarase
Cómo estaban sus tropas alojadas,
Y qué guardias tenian avanzadas.

37.

» Diré verdad, responde amedrentado.

» Narvaez en los vastos torreones

» Del grande adoratorio está alojado

» Anchamente, con todos los peones,

» Sobre su alto rellano está asestado

» A la escalera el tren de sus cañones,

» Con guardia competente que hace vela,

» Mas abaxo no hay una centinela.

38.

» Tiene alojada la caballería,

» Bien que sin guardias, en las adyacentes

» Casas, en que el Cacique antes vivia:

» De la ciudad las puertas tan patentes

» Están, como si fuera á medio dia,

» Cada una centinelas permanentes

» Debian guardar, mas yo quando he salido

» Ninguna de ellas he visto ni oido.

**39**.

" Fuera del pueblo solos doce infantes " Y ocho caballos guardan la llanura " De dos en dos, y en puestos muy distantes, " Y así si á él vais la marcha está segura. Oidas estas nuevas importantes, Cediendo los guerreros á la dura Precision, le tapáron de manera La boca, que dar voces no pudiera.

40.

Consolarle entre tanto procuráron
Con palabras suaves, ofreciendo
Libertarle á su vuelta, y le animáron
A vivir: apiadados, maldiciendo
La civil guerra, y los que la causáron.
Dexáronle seguro, y prosiguiendo
Su marcha, al fin llegáron á las puertas
De Zempoala de par en par abiertas.

4I.

Intrépidos prosiguen, y no hallando Centinela ni guardia, van unidos Las principales calles registrando, De nueva obscuridad favorecidos, Pues el Angel las nubes condensando, Cubria de la luna los lucidos Resplandores; por fin al elevado Adoratorio llegan con cuidado. Se acercan hasta el pie de la escalera,
Y no sienten rumor. Hasta la altura
No hay una centinela, de manera
Que satisfecho de que está segura
La empresa, dice Ordaz, salgamos fuera
Sin perder tiempo, pues con tal ventura
Hemos logrado ver lo que queremos,
Antes que tan buen lance malogremos.

43.

Vuelven al punto ácia la misma puerta Por donde entráron. Sin impedimento Salen al campo, y siguen la desierta Senda, que ácia la estancia ya al intento Señalada conduce; mas despierta Su atencion cerca de ella el movimiento De dos caballos que de frente vienen. Al punto ellos se esconden y previenen.

44.

Dudan si ya Cortés habrá llegado
A la estancia, y serán estos guerreros
Sus corredores, y con tal cuidado
Esperan. Al llegar saltan ligeros,
Y asen de presto al mas adelantado
De las riendas, gritando los primeros
Viva Cortes, mas ven que se desvia
Apresurado el que detras venia.

No haciendo resistencia el que está asido. Alvarado al que escapa le dispara Un tiro de ballesta. Con silbido Horrible parte la afilada xara, Y al caballo atraviesa, que tendido Queda en el suelo, pero no se para El ginete, pues suelto en el momento, Corre el campo ligero como el viento.

## 46.

Viendo Ordaz y Alvarado que era en vano Seguirle con la prisa que llevaba, Y que el tiempo perdian, por el llano Marcháron á la estancia, que ya estaba Muy cerca, y preguntáron al Hispano Que entre ambos prisionero caminaba Con su caballo, quién era, y qué hacia, Ouando con ellos encontrado habia.

47. Respondió, » yo me llamo Juan Ribera, "Y á registrar el campo habia venido, » Con ese compañero que á carrera » Se os escapa. Os habemos distinguido » Desde bastante léjos, mas como era » Increible que os hubieseis metido » Siendo enemigos hasta allí, juzgamos Erais nuestros, y no nos rezelamos.

Mientras los dos guerreros valerosos Con su encargo cumplian, ordenando Cortés sus esquadrones belicosos Salió poco despues, enderezando Su marcha ácia la estancia; cuidadosos Cien Zempoales delante caminando Y diez caballos, sin que se encontrase En todo el campo quien les estorbase.

49.

Solo con el Hispano tropezáron
Que Alvarado y Ordaz habian dexado
Atado al arbol, el que presentáron
A Cortés, que por el mismo informado
Del acierto feliz con que empezáron
Sus espias la marcha, y lastimado
Del infeliz, mandó que sepultura
Al cadáver se diese, y á él soltura.

ζΟ.

Le consoló conforme permitia

La brevedad del tiempo, y á un guerrero

Hispano destinó mientras salia

De su empresa, y mandó que con esmero

Cuidase de asistirle en companía

De diez Zempoales. Qual feliz agüero

El lance divulgado en el momento

En baxa voz, dió á todos nuevo aliento.

Detenidas las tropas en la estancia,
A poco rato Ordaz con Alvarado
Y el prisionero, vistos á distancia
Y conocidos llegan, y contado
A Cortés sin dexarse circunstancia
Del enemigo exército el estado,
Temiendo este que el huido lo despierte,
Que marche el suyo á toda prisa advierte.

52.

En tres columnas parte dividido:
Gonzalo Sandoval con la primera
De cincuenta guerreros, y seguido
Olid con la segunda se acelera
De otros tantos compuesta, protegido
Por Cortés que dirige la tercera.
Esta era numerosa, y la formaban
Todos los Españoles que restaban.

۲3.

Solos treinta quedáron exceptuados,
Con los pocos ginetes que tenia
El exército, á Dávila encargados,
Con la órden de que en tanto combatia
Cortés, en ciertas calles apostados,
Bloqueasen toda la caballería
Enemiga en las casas, y añadiesen
Para esto los Zempoales que quisiesen.

Los restantes habian de quedarse
De retaguardia, luego que llegaran
A su ciudad, y al punto apoderarse
De las puertas, á fin que no escaparan
Los fugitivos, y si alborotarse
Acaso los vecinos intentaran,
Aunque fuese en favor, los contuviesen
Como paisanos, porque no impidiesen.

55.

A las puertas del pueblo felizmente Llega sin ser sentida la animosa Tropa, y al fin al pie del eminente Adoratorio, pero no reposa Del todo el enemigo, pues su gente Se ve en el alto piso presurosa Correr á todos lados, encendidas Luces, y centinelas prevenidas.

56.

Este grande alboroto consistia
En que el soldado Hispano, que á Ribera
Acompañaba, ya llegado habia,
Y á Narvaez haciendo una sincera
Relacion de aquel hecho, le advertia
Que en el punto sus tropas dispusiera,
Pues era de temer que inútilmente,
O sola no viniese aquella gente.

Narvaez le oyó, mas de confianza ciego, Con amarga ironía se burlaba De su temor, diciendo con sosiego, Que el miedo los objetos le abultaba, Y que hiciera mejor, si desde luego Que vió que el compañero peligraba Le fuera á socorrer, que de aquel modo Venir á acobardar su campo todo.

58.

Mas no obstante su aviso un buen efecto
Para los de Narvaez producia,
Pues muchos por costumbre, ó por respeto
Al General se armaban. Prevenia
Alguno que tenia mas concepto
De su veracidad, la artillería,
Y en fin, los mas estaban desvelados,
Y el alto piso lleno de soldados.

59.

Cortés que desde el pie de la escalera A su satisfaccion los observaba, No tardó mucho en conocer lo que era, Y aprovechando el tiempo en que fluctuaba El contrario, hizo seña que subiera Sandoval con la gente que guiaba Silencioso, y siguió con la restante Tropa sus pasos, sin perder instante. Suben con mucho tiento los guerreros,
Pero á media escalera divisados
Son de una centinela, que con fieros
Gritos da alarma. Acuden apretados
Los enemigos, dan fuego ligeros
Al cañon, cuyos tiros no acertados
Daño ninguno á los de Hernando haciendo,
Despiertan á los que aun estan durmiendo.

6ı.

Dan entonces aliento á los marciales Instrumentos las tropas belicosas De Cortés, y trepando las fatales Gradas, llegan á lo alto presurosas. Con picas, con espadas y aun puñales, Brazo á brazo pelean. Espantosas Voces, golpes, lamentos, estallidos Atruenan por los ecos repetidos.

62.

Narvaez, que aun sereno disputaba
Con el soldado huido, al fiero estruendo
De los primeros tiros, como estaba
Desnudo sale ácia el rellano; viendo
Por sus ojos el riesgo que dudaba,
Vuelve á armarse, y se mete en el tremendo
Combate, dando aliento á sus soldados,
Del impensado ataque perturbados.

Crece el horrible ruido y gritería, La confusion, el fuego... Enfurecido Sandoval que en el frente combatia, De una punta á Vidal pasa el lucido Peto y el pecho, al tiempo que volvia A cargar el cañon, cercena á Nido La diestra mano de un reves, rodando Cae con la espada al suelo palpitando.

64.

De un fiero tajo parte la cabeza
Al mancebo Galindo, que dexada
La madre que le amaba con terneza
Ya anciana, á la miseria abandonada,
Guiado de ambicion y de fiereza,
Vino á buscar su suerte desgraciada;
Su amigo Cano al verle de tal suerte,
A su homicida tira un golpe fuerte.

65.

La atroz espada Sandoval cubierto
Con el broquel aguarda, mas partido
Este, el cuerpo le dexa descubierto
Y el hombro izquierdo, bien que defendido
De una espesa coraza casi yerto.
Iba á corresponder, mas prevenido
Fue por Mercado, que el derecho brazo
Y el cuello pasó á Cano de un picazo.

Rangel tambien y Tapia, en compañía De Bernal Diaz, Xaramillo y Grado, Porfiaban por ganar la artillería, Resistiendo no menos obstinado El enemigo, á quien favorecia El número mayor y el elevado Sitio, pero siquiera se lograba, Que cargarla otra vez se le estorbaba.

67

Cortés y Olid que estaban sosteniendo El combate á otro lado, prontamente A Ordaz en su lugar substituyendo, Acuden á animar su fiera gente; Mas se opone Narvaez, que reuniendo Con Salvatierra, Yuste y el ardiente Jóven Velazquez una esquadra, cierra El paso á todos con sangrienta guerra.

68.

Velazquez de Leon de tal manera El duro acero mueve á todos lados Que abre ancha calle. A Pedro de Noguera Traspasa el vientre. Rompe ambos costados A Sanchez que extremado en fuerzas era; Respira el triste por entrambos lados Aliento y sangre, tiembla á su caida La tierra con el peso estremecida.

Narvaez á él se arroja enfurecido Viendo el estrago que hace, y en la frente Le hiere, mas sin fruto, resistido Por el morrion. Revuelve diligente Velazquez de Leon, pero metido Entre ambos Miguel Diaz casualmente, Recibe el golpe al otro encaminado, Y á sus pies cae en tierra atolondrado.

70.

Volviendo presto en sí alzarse procura, Mas Velazquez poniéndole el acero De punta á la garganta, le asegura La muerte, si no queda prisionero; Y él rendido obedece á la ley dura. Narvaez entre tanto en el cimero Da á Farfan una fuerte cuchillada, Mas de llano, y no tarda en ser vengada.

71.

Que Farfan con la pica reluciente Le abre en un ojo peligrosa herida; Sale envuelto en el yerro; roxa fuente Brota, y cayendo con desfallecida Voz, se rinde. Le entrega prontamente Desarmado Farfan á una escogida Guardia, que le conduzca con cuidado A un puesto del peligro separado.

Por su parte Cortés á quien dolia Aun en la fuga del combate horrendo Derramar sangre Hispana, revolvia La espada de manera, que aturdiendo Al enemigo, casi nunca heria; Mas con el ayre y con la voz venciendo Que con el yerro. No así sus guerreros, Cada instante en la accion mas carniceros.

73

Al fin por todos puestos prontamente Ceden los de Narvaez desmayados, Al verle prisionero. Con ardiente Furor los vencedores señoreados De los cañones, cargan de repente, Y contra ellos los vuelven, que apretados A los torreones logran refugiarse, En el punto que van á dispararse.

74.

Hernan Cortés el fuego suspendiendo
Les amenaza que si en el instante
No se rinden, la torre destruyendo
Con el cañon, quartel en adelante
No tienen que esperar; pero ofreciendo
Que si lo hacen, quien quiera á la distante
Cuba volver, será allí conducido,
Y el que guste en sus tropas admitido.

Los de los dos torreones de los lados Temerosos, juzgando que traia Cortés fuerzas mayores, desconfiados De vencer se rindiéron; mas tenia Salvatierra en el otro cien soldados, Y en lugar de entregarse fuego hacia Con Velazquez el jóven, protestando Morir libre en sus ruinas batallando.

76.

Cortés mandó á los suyos apuntasen
Los cañones á lo alto, de manera
Que á los que estaban dentro no dañasen,
Para que el temor solo los rindiera.
Rompió el fuego, y por mas que se empeñasen
Salvatierra y Velazquez, salió fuera
Gran parte de su gente, y entregada
Fue con los otros presos desarmada.

*77*·

Ordaz con una esquadra de guerreros
Por la puerta ya abierta introducido,
Hizo los que quedaban prisioneros:
Salvatierra fue atado y conducido
Con Velazquez por seis arcabuceros
A otro torreon, y en él fué recluido,
Por órden rigurosa que dió Hernando,
De su odio y de su genio rezelando.

Mientras Cortés valiente combatia
El alto adoratorio, cuidadoso
Dávila con sus tropas contenia
Los de á caballo, que con gran reposo
Durmiendo estaban, mientras que cogia
Todo puesto á su intento ventajoso;
Y despiertos al ruido, aunque quisiéron
Salir ya de sus casas, no pudiéron.

79

Pues los primeros que lo procuráron, Con un fuego terrible recibidos, O la vida á sus puertas acabáron, O á ellas á toda prisa recogidos, De intentarlo otra vez escarmentáron: Hasta que al fin, sabiendo que vencidos Los infantes, se habian ya entregado, De ellos tambien su exemplo fue imitado.

8o.

Restablecido ya el sosiego, Hernando
Pasa á ver á Narvaez, que en su lecho
Propio se estaba á la sazon curando.
Salúdanse, y Narvaez del hondo pecho
Dolorosos suspiros exhalando,
"Ilustre Capitan, este solo hecho
"De mi prision, le dice, y vencimiento,
"Da á vuestra fama imponderable aumento.

Ħ

"Debeis contarlo por el mas glorioso "De quantos hasta aquí habeis acabado. "De todo, amigo, al Todo-Poderoso, Replicó Hernando en tono sosegado, "Debe el hombre dar gracias fervoroso; "Pero sabed que lo que aquí he logrado, "Es lo menos dificil que he emprendido, "Y en esta gran region he conseguido.

### 82.

Dicho esto, despedido atentamente, Mandó á los suyos que se le cuidase Con el mayor cariño, y totalmente Curado, á Vera-Cruz se le llevase; Que en una presta nave juntamente Con Diego de Velazquez se embarcase Y Salvatierra, y que los conduxeran A Cuba lo mas pronto que pudieran.

# 83.

Dexando á Sandoval con este encargo,
Juntó los numerosos prisioneros,
Y les dixo: "Señores, sin embargo
"De que son suficientes mis guerreros
"Para mis grandes miras, hecho cargo
"De mi palabra, vengo en concederos
"Que en mi exército quede el que quisiere,
"Y divida la gloria que adquiriere.

"El que abrazar no quiera este partido, "Digalo desde luego, asegurado "De que será con gusto conducido "Con su equipage á Cuba, y bien tratado. No bien hubo su arenga concluido, Quando por casi todos fue aclamado Como su General, y en el momento Hiciéron el usado juramento.

85.

Solos á su propuesta se negáron
Catorce, gente toda apasionada
De Velazquez, y al punto se enviáron
A Vera-Cruz con una bien armada
Y fiel escolta. Así que se arregláron
Estas cosas, Cortés, desocupada
Su atencion, dió lugar á la amigable
Visita del Cacique respetable.

86.

Lleno de gozo al verle victorioso,

Le colmó el Zempoal de enhorabuenas,

Quejándose igualmente cariñoso

De que sin darle parte de sus penas,

Y de su disension con el odioso

Narvaez, hubiese dado á sus faenas

Fin, sin proporcionarle que siquiera

En su favor sus fuerzas dispusiera.

93

Ya tomaba del Zelo la figura; Ya de la dulce Paz el amigable Rostro, ó la reflexíva compostura De la Prudencia; ya el mirar afable De la Amistad, á veces la hermosura De la misma Virtud, ó la mudable Cara de la Ambicion desenfrenada, A los que iba á ganar acomodada.

94.

Los corrillos del vulgo frequentando, Esparce mil discursos sediciosos; A los nobles seduce, ponderando Con alterada voz los vergonzosos Excesos que han estado tolerando En Motezuma; y á los codiciosos Sacerdotes les hace ver seguro El sumo riesgo de su culto impuro.

95.

Ausente ya Cortés, envenenados
El Pueblo, Sacerdotes y Nobleza,
Y á seguir sus banderas preparados,
Quando en la obscura noche á la torpeza
Del sueño estaban todos entregados,
Furiosa el vuelo rápido endereza
A la suntuosa casa en que habitaba
Belorano, y tranquilo reposaba.

De Vizlipuzli el hórrido semblante Toma, y al pié del lecho colocada Le llama. Belorano, al ver delante De su vista presente su sagrada Deidad, al suelo salta en el instante, Y temeroso con la faz postrada, Sin atreverse á hablar palabra, espera Que la Deidad se explique la primera.

» Infeliz, has echado ya en olvido » Mi culto? Dice: duermes descuidado » Quando está en tal peligro? Establecido »De sumo Sacerdote en mi sagrado » Templo, en lugar de dar al desvalido » Pueblo valor, tú mismo acobardado, » Sufres que ese Monarca se envilezca, "Y la impiedad de mi enemigo crezca?

# 08.

» Vuelve en tí. Junta presto el Mexicano » Senado. Haz que dexado el sufrimiento, » Destronando al cobarde Soberano, » Nombre á Guatimocin, cuyo ardimiento » Y mérito conoce de antemano, » Sin que desdiga el noble nacimiento; » Mas sea todo tan secretamente. » Que el Español lo ignore totalmente.

» Luego que esté elegido, sin rezelo
» Haced á este enemigo horrenda guerra.
» Sacie su sangre el Mexicano suelo,
» Y su castigo exemplo dé á la tierra.
» No perdoneis. Mostradme vuestro zelo
» Asolando el palacio en que se encierra
» Con el vil Motezuma, de tal modo,
» Que aun su memoria destruyais del todo.

### 100.

Belorano rendido hacer ofrece
Quanto se le ha mandado sin tardanza,
Y la extraña vision desaparece.
Vuelto del susto, lleno de esperanza,
Hace llamar apenas amanece
A un Ministro de toda su confianza,
Llamado Guanicoldo, que al momento
Apresurado viene á su aposento.

### IOI.

Cúentale Belorano con franqueza
La vision favorable que ha tenido,
Y le añade: "Es preciso con presteza
"El Senado juntar en escondido
"Parage: tú en secreto á la Nobleza
"Avisa: por mi parte prevenido
"Será mi gremio, para que hoy, entrada
"La noche, sea la junta celebrada.

- » Acerca del lugar, por acertado
- » Tengo que en el palacio nos juntemos
- » De Tetlavaca; está muy apartado
- » Del bullicio del pueblo; en él tenemos
- » Comodidad bastante en separado
- » Salon capaz, y en este entrar podemos,
- » Sin que sepa aun la gente de su casa,
- » Pues hay distinta puerta, lo que pasa.

- » Yo en advertirle quedo; por tu parte
- » Cumple con lo que he dicho diligente;
- » Mas el aviso da sin explicarte
- » Acerca del prodigio; solamente
- »Dirás al que quisiere preguntarte
- » La causa, que interesa sumamente
- » A nuestro Imperio, pero que hasta ahora
- » Todo el mundo, qual tú, la que es ignora.

# 104.

- » A todos singularmente pondera
- » Que requiere un secreto indispensable
- » La tal junta, de modo que por fuera
- » No transpire. Tú mismo, impenetrable
- » Reparte los avisos, de manera
- » Que ignore cada qual, si fuere dable
- » Hasta la hora precisa, el tiempo, el puesto,
- » Que para celebrarla se ha dispuesto.

» Solo á Guatimocin quiero explicarle

» Por extenso el asunto, y al glorioso

"Destino que le espera prepararle,

» Para que conociendo el poderoso

"Brazo del Dios, que se ha dignado darle

» Empleo tan sublime, religioso

"Le adore, y sepa que quien á subirle

» Fue bastante, tambien podrá abatirle.

# 106.

Guanicoldo con esto despedido,
Partió á cumplir su encargo, y Belorano
De dos fieles sirvientes asistido,
Fue sin tardanza andando ácia el lejano
Palacio en que vivia en el olvido
Guatimocin, que aunque del Soberano
Motezuma sobrino, no era amado
De este, y así allí estaba retirado.

# 107.

Su edad veinte y dos años no excedia;
Mas ya de adversidad quatro llevaba,
Dura y util escuela, en la que habia
Sabido muchas cosas que ignoraba,
Y entre ellas que el aplauso que tenia,
Y los muchos amigos que contaba,
Eran de su fortuna, pues se fuéron
Con ella al punto que volar la viéron.

### .108.

Era robusto y de semblante hermoso, De bella proporcion en la estatura, El carácter astuto y belicoso; El corazon propenso á la dulzura Del amor y amistad, mas rencoroso, Capaz de una venganza la mas dura Con qualquier enemigo, y no cerrado A la ambicion de verse coronado.

# 109.

Estaba en dulce y casto lazo unido
Hacia ya seis años á Claurina
Su prima, á la que habia concedido
Naturaleza, sobre peregrina
Belleza, y genio amable y comedido,
Una penetracion sólida y fina,
Que al esposo que tiernamente amaba,
En el mas árduo asunto utilizaba.

# IIO.

De esta union otro fruto no tenian

Que un hijo de tres años mny hermoso.

Entrambos en quererle competian;

Cada dia creciendo mas gracioso,

Suavizaba el dolor que padecian

Con su desgracia. El nombre del precioso

Niño era Olxîndo, nombre de un abuelo,

Que en otros tiempos ilustró aquel suelo.

Así Guatimocin perseveraba

En su retiro, y el obsequio vano
De la Corte falaz casi olvidaba,
Quando llega de pronto Belorano,
Que alguna vez su casa frequentaba.
El mancebo de verle tan temprano
Se admira, respetuoso le introduce,
Y á un secreto aposento le conduce.

### II2.

Antes que se explicase el venerado
Pontífice, le dice: » A que importante
» Causa debo, Señor, el verme honrado
» Con tal visita, quando el sol brillante
» Apunta apenas? Suponed, ó amado
» Príncipe, le responde, que constante
» Amigo vuestro, alegre no vendria
» A traeros cosa de melancolía.

Preparaos pues, Señor, al mas glorioso

Dia que en vuestra vida habeis tenido.

Sabed que quando el velo tenebroso

De esta noche feliz habia rendido

Mis párpados al sueño, el belicoso

Dios con gran magestad se ha aparecido

Ya despierto á mi vista, y claramente

Me ha dicho entre mil cosas la siguiente;

Que quiere que el Senado se congregue,

» Que arranque el cetro de las viles manos

"Del torpe Motezuma, y os lo entregue,

» Pues no encuentran sus ojos soberanos

» Un sugeto mas digno, á quien delegue

» Su autoridad sobre los Mexicanos,

» Para que pueda nuestra feliz tierra

» Librar del yugo Hispano que la aterra.

# 115.

» Alzad pues esa frente generosa.

» A su bondad divina agradecido,

» Fiad en su asistencia poderosa;

» No dudeis de admitir tan distinguido

» Honor, ni reputeis dificultosa

» La empresa de vencer á ese temido

» Exército, que al fin es de mortales,

» Contando con auxílios celestiales.

### 116.

»Lo unico que os encargo es, que presente

» Teniendo siempre que es un beneficio

» Del cielo, manejando justamente

»El cetro, de los dioses el servicio

» Toda la vida fomenteis fielmente,

» Respeteis sus ministros, y con juicio

» Temais qual Motezuma ser tratado,

» Si imitais su baxeza y su pecado.

"Para que el cielo sea obedecido,

"He dispuesto avisar con gran secreto,

» Conforme en la vision se me ha advertido,

"Del Senado á los miembros, y al sugeto

» Que está encargado de esto he prevenido

» Que de la junta ignoren el objeto,

» Que esta noche en la sala reservada

» Será de Tetlavaca celebrada.

### 118.

» Acudid pues, Señor, quando la obscura

» Noche comience al señalado puesto,

"Y teniendo callada la futura

» Dignidad que os espera, estad dispuesto

» A recibirla con aquella pura

» Gratitud y fervor que os he propuesto,

» Y para disfrutarla, larga vida

» El cielo os dé, y felicidad cumplida.

### IIQ.

» Padre, respondió el Príncipe gozoso,

"Pues este tierno nombre quiero daros,

» Puesto que en mis desgracias piadoso

"Tal lo habeis sido, puedo aseguraros

» Que este nuevo favor, que al religioso

» Zelo con que os dignais interesaros

» Por mí, concede el cielo, no ha añadido

» Al afecto que siempre os he tenido.

"Lo considero sí como un motivo

» Que añade fuerza á tan indispensable

"Obligacion, y el grande honor recibo

» Que el cielo me hace, con imponderable

» Rendimiento, deseando con un vivo

» Zelo corresponder á su admirable

» Bondad, esperanzado me conceda,

» Que darle gusto en mi gobierno pueda.

### 121.

Dicho esto, continuáron largamente
Hablando, y disponiendo los debidos
Medios para lograr seguramente
Sus ideas. Despues de despedidos,
Belorano con paso diligente
Fue á ver á Tetlavaca, y convenidos
En que la grande sala dispondria,
Aguardáron el fin del largo dia.

# CANTO DECIMOTERCIO.

ARGUMENTO.

Junto el Senado, el trono por vacante
Declara. A Motezuma deponiendo
Nombra á Guatimocin, que en el instante
Las recogidas tropas instruyendo De su eleccion, con ellas arrogante
El quartel de Alvarado acometiendo,
Ya por las puertas, ya escalando el muro,
A los Hispanos pone en grande apuro.

I.

Maldecian la noche perezosa

Los miembros del Senado, deseando
Saciar con su llegada la curiosa
Inquietud con que hacian, ignorando
La causa de la junta misteriosa,
Mil conjeturas varias, no encontrando,
Por mas que en el asunto discurriesen,
Algunas que fundadas pareciesen.

2.

Llega en fin el instante suspirado:
Ya envuelve la ciudad la sombra obscura,
Y el pueblo está en las casas retirado.
Atento cada Senador procura
Concurrir pronto al puesto señalado;
En la secreta puerta halla segura
Guia que le introduce, y al momento
Ocupa cada qual grave su asiento.

Junto ya el gran Senado y silencioso, El sumo Sacerdote que tenia La presidencia, quando el poderoso Monarca á él en persona no asistia, Puesto en pie con semblante magestuoso Dice así. » Por dichoso me tendria » Senado augusto, si posible fuese, » Que nuestro Emperador aquí estuviese.

4.

- » Penetrado de zelo en su presencia, » Con igual libertad que hacerlo intento, » Sin temor de su enojo y su potencia, » Le haria ver el torpe abatimiento » En que se halla el Imperio, la indecencia » De su conducta, el justo descontento » De su pueblo, y por mas que se ofendiera, » Quanto voy á explicaros le dixera.
- » Porque el sublime estado en que ha dispuesto
  » Ponerme el cielo, obliga á que declare,
  » Todo respeto á mi deber pospuesto,
  » Su voluntad suprema al que faltare
  » A sus leyes, por mas que el primer puesto
  » De este potente Imperio disfrutare,
  » Pues los Reyes, qual todos los humanos,
  » Dependen de los Dioses soberanos.

  TOMO II.

» Mas ya que envilecido totalmente,

» Entre los enemigos del estado

» Escondido, abandona en tan urgente

» Riesgo el gobierno, yo como encargado

» En falta suya, de acudir fielmente

» A librar el Imperio amenazado,

» Os junto aquí, añadiendo á este motivo,

» Otro de que hablaré mas decisivo.

7

- » No me detendré á hacer una extendida
- » Relacion de los males que agoviada
- » Tienen la Monarquía; envilecida
- » La Real autoridad; amedrentada
- » La nacion; despreciada y oprimida
- »La nobleza; gimiendo la sagrada
- » Religion; abatidos los guerreros,
- » Y en el trono unos crueles extrangeros.

8.

- » No os diré adonde llega la licencia
- » De estos, ó quan tiranos nos dominan;
- » Mas no puedo callaros la insolencia
- » Con que de nuestros usos abominan,
- » Ni la impia y fatal condescendencia
- » De ese Monarca infame, aunque maquinan
- » Su ruina al mismo tiempo que la nuestra,
- » Qual de Qualpoca el lance lo demuestra.

» Víctima de su amor á un Soberano

» Malvado y débil, por obedecerle

» Le visteis entregado al xefe Hispano,

» Que sediento de sangre, sin hacerle

» Fuerza su cuna y prendas, inhumano,

» Como al mas baxo reo mandó ponerle

» En un infame palo, y que abrasado

» Vivo aquí fuese en público mercado.

### IO.

» Y nosotros lo vimos? Y abatidos

» Esta crueldad horrible toleramos?

» Y ahogando en nuestros pechos los gemidos,

» Ni aun lamentar nuestra miseria osamos?

» O ignominia increible! O envilecidos

» Mexicanos! Y de hombres nos preciamos?

» Para sufrir tal yugo, mas valiera,

Que aun nuestro mismo nombre no existiera.

### II.

» Volved pues Mexicanos valerosos

» De este letargo. De tan deplorable

» Extraño abatimiento vergonzosos,

» Sacudid ese yugo intolerable,

"Y esperad los sucesos mas dichosos,

» Pues que el cielo ya os mira favorable,

» Como á este humilde siervo lo ha explicado,

» Principal causa por que os he juntado.

i,

"Despues de deplorar amargamente
"Nuestros males, á noche mismo, orando
"A Wizlipuzli á fin que con potente
"Brazo nos socorriera, un sueño blando
"Me rindió ya cansado. De repente
"Se me aparece el mismo Dios. Temblando
"Me despierto, y me dice con voz clara,
"Estas mismas palabras cara á cara.

13.

Junta sin perder tiempo el Mexicano Senado. Haz que dexado el sufrimiento, Destronando al cobarde Soberano, Nombre á Guatimozin, cuyo ardimiento Y mérito conoce de antemano, Sin que desdiga el noble nacimiento, Mas el secreto guardese de modo, Que el Español sagaz lo ignore todo.

I 4.

Luego que esté elegido, sin rezelo
Haced á este enemigo horrenda guerra.
Sacie su sangre el Mexicano suelo,
Y su castigo exemplo dé á la tierra.
No perdoneis. Mostradme vuestro zelo,
Asolando el palacio en que se encierra
Con el vil Motezuma, sin que quede
Aun su memoria si borrarse puede.

» Estas razones, y otras reservadas

» A mi pecho, mas todas favorables,

» La alta Deidad me dixo; trasladadas

» Fielmente, ó Senadores respetables,

» A vosotros, espero que tomadas

» Las medidas para ello indispensables,

» Obedezcais con el mayor cuidado,

» Qual debeis, lo que el cielo os ha mandado.

### 16:

» Yo por mi parte como Presidente,

» Voto sin detenerme en el instante.

» Depongo á Motezuma formalmente

Del trono, y lo declaro por vacante.

» Seguid vosotros inmediatamente,

» Votando cada qual esta importante

» Propuesta, que votarse no debiera,

» Despues que el cielo habló de tal manera.

### 17.

Todos sin discrepar fuéron siguiendo
Su dictámen, y ya no se temia
Oposicion, quando silencio haciendo,
El Tezcucano Rey con osadía
Habló asíz y Yo me he estado conteniendo,
» Señores, entre tanto que seguia
» La votacion, pensando no faltara
» Alguno que al bien público mirara; a se

» Algun franco y honrado ciudadano,

» Que descubriese, envuelta en religioso.

» Pretexto, la ambicion de Belorano,

» Y os hiciese tocar el engañoso

» Arte con que pretende dar de mano

» Al timbre del Senado mas glorioso,

» A la suprema autoridad, que ausente

» Su Monarca, disfruta justamente.

# 19.

» Con la rara invencion de que ha tenido

» Una vision celeste, que asegura

» El solo, quiere que á su voz rendido

» Le obedezca el Senado, y se aventura

» Casi á agraviarse de que comedido,

» Su relacion teniendo por segura,

» Vote sin discrepar lo que ha mandado.

» Ved si puede ser esto tolerado!

### 20!

» No porque yo me oponga á que severos,

» Al punto á Motezuma depongamos

» Para esto seré yo de los primeros, .

» Como igualmente para que escojamos

" Un nuevo Emperador y que à esos fieros

» Enemigos, unidos destruyamos,

» Mas sea en modo tal que conserventos

La autoridad, y la honra que tenemos.

. .

27

La juventud en bandos dividida,
Parte al Rey de Tezcuco sosteniendo,
Y parte á Belorano, enardecida
Ya se mezclaba con horrible estruendo,
Guatimozin airado la temida
Espada á todos lados revolviendo,
Junto al gran Sacerdote, amedrentaba
A todo el que á ofenderle se llegaba.

28.

La Discordia infernal que allí asistia
Oculta, aunque aquel lance era agradable
Por sí á sus ojos, como la impedia
El otro encargo atroz que su espantable
Monarca confiado la tenia,
Dió de repente un grito formidable,
Que estremeció el salon, y que pasmados
E inmóyiles dexó á los mas osados.

29.

El oportuno instante aprovechando
Tetlavaca, y aquellos mas prudentes
Senadores, su asiento abandonando
Mediáron, y apartáron diligentes
Los individuos de uno y otro bando,
Consiguiendo por fin que los ardientes
Animos á quietud se reduxeran,
Y á sus proposiciones atendieran.

» Vos. 6 gran Sacerdote, habeis sentado » Que la vision celeste era bastante, » Para que sin votar diese el Senado » Su aprobacion á todo, y es constante » Que si fuera notoria era acertado, » Mas no habiendo otra prueba por delante » Que vuestro dicho, aunque de mucho peso, »Fuera condescendencia con exceso.

37.

» Es preciso al Senado separarse "De tal credulidad, pesar atento » Con imparcialidad si debe darse » Asenso por su parte á este portento, » Dexando á un lado sin embarazarse » Toda singular mira; y al momento » Que de él se certifique, sin rezelo » Obedecer la voluntad del cielo.

38.

» Y pues que la vision de que tratamos » Ha sido de prodigios precedida, » Que en el mismo sentido interpretamos » Todos, de que al Monarca la ofendida » Deidad reprueba; y no menos echamos De ver en su conducta fementida » La razon de tan justa providencia, » Merece en esto ya toda creencia.

» Por vuestra parte en el extremo opuesto

» Habeis caido, ó Príncipe, tratando,

"Sin prueba, de invencion y de pretexto

» Ambicioso el prodigio, no pensando

» La enorme injusta ofensa que con esto

» Haciais al carácter venerando

De Belorano, en quien jamas ha habido

» Falsedad que acredite tal ruido.

### 40.

» Añadisteis con mosa á estas razones,

» Que los Dioses estaban muy distantes

»De tomar parte alguna en las acciones

» Humanas, y de darnos tan brillantes

» Avisos, solo á ciertas intenciones

» De sus Ministros útiles. Que amantes

» De la patria debiamos guiarnos

» Por este amor, del cielo no cuidarnos.

### 4I.

» Máxîmas falsas que á los soberanos

» Dioses, con el pretexto de que fuera

» Abatirse el cuidar de los humanos,

» Les atribuyen toda la grosera

»Insensibilidad, que en unos vanos

» Simulacros de piedra ó de madera

» Se encuentra, pero nunca en un viviente,

» Y menos segun es mas excelente.

» Aun entre los mas torpes animales » se ve el grande interes que en sus hijuelos »

"Toman, y mas entre los racionales,

» Que dan una extension á sus desvelos

» Casi infinita. Pues los inmortales

» Dioses de nuestras almas los modelos:

» Y criadores, no tendrán en grado

» Superior la bondad que nos han dado?

43.

» Un Dios, á la virtud indiferente

"Y al vicio, que mi premia, ni castiga,

» Que la exîstencia da prolixamente

» Al gusano mas vil, y á un tiempo abriga

» Tan ridículo orgullo, que indecente

» Juzga su providencia, no se diga

» Que es un Dios, sino un monstruo inadmisible,

» Para otro monstruo igual solo creible.

44.

» Al corazon impio su exîstencia

» Debe este error. A la maldad vendido,

» Al mero nombre de una providencia

» Tiembla, y se forja un Dios, que sin oido,

» Sin vista, sin virtud, ni inteligencia

» Le dexe ahogar el interior latido,

» Para poder, de tal estorbo ageno,

» A su horrible maldad soltar el freno.

" Mas qué fuera, ay de mí! de los humanos,

"Si á este dañoso error asenso dieran!

"El temor de los Dioses soberanos

» Sus delitos impide aun quando esperan

» Ocultarlos. No solo ata sus manos,

» Sino su intencion misma. Y si rompieran

» Esta valla, bastara por ventura

» A estorbarlos la ley civil mas dura?

# 46.

» El audaz, el estúpido, el mañoso

» Se burlan de estas leyes cada dia.

» Su delicada red al temeroso

» Solo detiene. Aun este romperia

» Estos endebles hilos, si el reposo,

» Su rotura ocultando, no perdia;

» Sola la religion da á la flaqueza

» De tan débil estorbo fortaleza.

### 47.

» Esta sagrada piedra es el cimiento

» De toda Sociedad. Sin ella fuera

» El hombre, dominado del violento

» Impetu de sus vicios, una fiera.

» Qué digo? Trastornado en el momento

» Todo el linage humano, ó no exîstiera,

»O á desórdenes tales se entregara,

» Que al cielo y á la tierra horrorizara.

» Despues de deplorar amargamente

- » Nuestros males, á noche mismo, orando
- » A Wizlipuzli á fin que con potente
- » Brazo nos socorriera, un sueño blando
- » Me rindió ya cansado. De repente
- » Se me aparece el mismo Dios. Temblando
- » Me despierto, y me dice con voz clara,
- » Estas mismas palabras cara á cara.

### 13.

Junta sin perder tiempo el Mexicano
Senado. Haz que dexado el sufrimiento,
Destronando al cobarde Soberano,
Nombre á Guatimozin, cuyo ardimiento
Y mérito conoce de antemano,
Sin que desdiga el noble nacimiento,
Mas el secreto guardese de modo,
Que el Español sagaz lo ignore todo.

# 14.

Luego que esté elegido, sin rezelo Haced á este enemigo horrenda guerra. Sacie su sangre el Mexicano suelo, Y su castigo exemplo dé á la tierra. No perdoneis. Mostradme vuestro zelo, Asolando el palacio en que se encierra Con el vil Motezuma, sin que quede Aun su memoria si borrarse puede.

"Estas razones, y otras reservadas

» A mi pecho, mas todas favorables,

» La alta Deidad me dixo; trasladadas

» Fielmente, ó Senadores respetables,

» A vosotros, espero que tomadas

» Las medidas para ello indispensables,

» Obedezcais con el mayor cuidado,

» Qual debeis, lo que el cielo os ha mandado.

### 16:

» Yo por mi parte como Presidente,

» Voto sin detenerme en el instante.

» Depongo á Motezuma formalmente

» Del trono, y lo declaro por vacante.

» Seguid vosotros inmediatamente,

» Votando cada qual esta importante

» Propuesta, que votarse no debiera,

» Despues que el cielo habló de tal manera.

### 17.

Todos sin discrepar fuéron siguiendo
Su dictámen, y ya no se temia
Oposicion, quando silencio haciendo,
El Tezcucano Rey con osadía
Habló asíz n Yo me he estado conteniendo,
» Señores, entre tanto que seguia
» La votacion, pensando no faltara
» Alguno que al bien público inirara; e al conteniendo de la conteniendo de

- Debe, pues, ahuyentarse de este suelo
- » Plaga tan cruel, con el mayor cuidado;
- » Y fomentarse con piadoso zelo
- »La religion, broquel de todo estado;
- » De los mortales único consuelo;
- » Que todo buen político, aunque errado
- » Una invencion humana la juzgase
- "Debiera desear se propagase.

- » Perdonadme, Señores, si temiendo
- » El mal efecto que causar pudiera
- » Mi silencio, en un punto que comprehendo
- » Tan importante, y que aun á la ligera
- » He tratado, os he estado entreteniendo
- » Tanto rato. Ahora vuelvo á la primera
- » Propuesta, que merece exâminarse
- » Con grande reflexion para votarse.

# 50.

- » Dos partes tiene el importante asunto.
- » La primera: si debe ser depuesto
- » Motezuma, y en esto viene junto
- » El Senado. Segunda: si en su puesto
- » Se ha de elegir el sucesor al punto
- » Libremente, ó siguiendo lo que ha expuesto
- » Belorano, ceñirse á la persona
- "Nombrada, y entregarla la corona.

» Si el cielo en este punto hubiera dado » Confirmacion á la vision, seria » Impiedad oponerse á su mandado; » Pero no siendo así, yo juzgaria » Como mas conveniente, que votado » Sea con libertad, aunque querria

» Pues creo cierta la vision, que fuera

» Guatimozin el que se prefiriera.

5.2.

» Nada os digo en su elogio, que cumplido » Ha hecho Cacumazin, pero no siento » Como este de su edad, pues persuadido » Estoy contra él, que mas el ardimiento » Debe en esta eleccion ser atendido » Que la experiencia, porque el que al talento » Junta docilidad, sin que sea viejo, » Facilmente hallará el mejor consejo.

53. » Y hay esta harto notable diferencia, » Que el valor y el talento no se adquieren, » Y al contrario se adquiere la experiencia, » Pudiendo aun suplir esta los que quieren » Acertar, consultando con paciencia » A los que ya adquirida la tuvieren, » Lo que al valor y luces no sucede, » Pues que nada su falta suplir puede. TOYO II.

"El exemplar tenemos bien á mano "En Motezuma mismo. Carecia "Acaso de experiencia y juicio sano? "Mas ánimo bastante no tenia "Para atreverse contra el fiero Hispano. "Y pues tan gran valor es en el dia "Necesario para ello, id á buscarlo "En donde estais seguros de encontrarlo.

Tetlabaca acabó, y el ambicioso
Príncipe de Tezcuco, que ya estaba
De lograr la corona no dudoso,
Por contar mas partido que el que daba
A su rival, condescendió gustoso
A lo que el cauto viejo aconsejaba,
De que este saldria electo asegurado,
Juzgándole el mas útil al Estado.

56.

Primero se votó solemnemente

La vacante del trono, deponiendo

A Motezuma, y entre tanta gente

Que eran mas de doscientos, no teniendo

Un voto á su favor. Seguidamente

Belorano se puso en pie, diciendo:

"Unánime el Senado soberano,

"Da por vacante el trono Mexicano.

" Así podeis, ó Reyes electores, " Nombrar en el instante congregados " El mas digno. Los Dioses vengadores " Duramente os castiguen, si llevados " De pasiones votais, y los mayores " Premios os den si desinteresados " Al bien del grande Imperio solo atentos,

58.

Dicho este formulario segun uso, Los Reyes electores se juntáron En un quarto adyacente, que dispuso Tetlabaca uno de ellos, y votáron Secretamente. Se quedó confuso El Tezcucano Rey quando sacáron Las suertes, y se halló que no tenia Sino un voto del suyo en compañía.

» Seguis de la virtud los movimientos.

59.

Por los cinco restantes elegido Quedó Guatimozin. Saliéron fuera Los electores, y desde un subido Asiento, se explicó de esta manera Tetlabaca al concurso suspendido Y callado: "Votando con severa "Justicia, al gran Guatimozin, Señores, "Han hecho Emperador los electores. "Dad gracias á los Dioses poderosos, Añadió, y el salon en el momento Resonó con mil vivas, mil gozosos Clamores. Cada qual corriendo, atento Fue á darle el parabien, y respetuosos Todos manifestáron su contento. Cesó al fin el bullicio, y le subiéron A un trono que de pronto dispusiéron.

## 61.

Entonces Belorano, que debia Como gran Sacerdote coronarle, Lágrimas derramando de alegría, Segun costumbre, así comenzó á hablarle: » Los Dioses hagan fausto este gran dia. » Puedan nuestros biznietos colocarle » Entre los mas gloriosos del Imperio, » Como época feliz de este hemisferio.

# 62.

- "Y vos Guatimozin, á quien el cielo
  "El trono Mexicano ha confiado,
  "No olvideis que sois hombre: con rezelo
  "Mirad la altura en que os hallais situado:
  "Sed de vuestros vasallos el consuelo:
  "El protector del pobre y desgraciado:
- » Vivo afecto inspirad al virtuoso:
- » Miedo al malo; respeto al poderoso.

"El pueblo al veros diga con ternura:

» Ve hay nuestro padre. Con afan corriendo

» La madre á su inocente criatura

» Con el dedo os enseñe, repitiendo

» Ese es nuestro buen Rey! Con qué dulzura

» Nos mira á todos! Cielos atendiendo

» Nuestros ruegos guardadle. Ay! si faltara,

» Quién á nosotros tristes amparara!

# 64.

» A la bondad unid el valeroso

» Animo, que reprima la fiereza

» De qualquier enemigo, que el reposo

» De vuestro Imperio turbe, la firmeza

» De la imparcial justicia, el cuidadoso

» Desvelo de que reyne la pureza

» Entre vuestros ministros y empleados,

» De modo que qual vos sean venerados.

# 65.

» Si así lo haceis, los Dioses, la preciosa

» Corona que ahora os pongo, (esto decia

» Al ponerla) con mano poderosa

» Afirmen, y este dardo que os confia

» Su rigor, sea teñido de la odiosa

» Sangre enemiga; lluevan á porfia

» Sobre vos, como el agua de mis manos,

» Los dones de los Dioses soberanos.

Al decir esto, de una copa de oro Agua pura en las manos recibida Arrojaba sobre él, y con decoro Esta gran ceremonia concluida, Todos los Sacerdotes en un coro, Entonáron un hymno á la homicida Deidad guerrera en reconocimiento, Con el Senado haciendo el juramento.

67.

Despues que estuvo ya todo acabado, El nuevo Emperador de esta manera Afable y magestuoso habló al Senado. "Quanta, Señores, mi alegría fuera, "Si al alto trono en que me habeis sentado, "Mi mérito adequado respondiera; "Pero me aflijo mucho quando veo, "Que mi aptitud no iguala á mi deseo.

# 68.

» Este no tiene límites: ardiente

» Corresponde al amor que os he debido,

» Y así se mantendrá mientras yo aliente.

» Solo en el cielo, puesto que ha tenido

» Tal parte en mi eleccion, humildemente

» Espero que á mis ruegos dando oido,

» Me conceda la luz extraordinaria,

» Para tan grande empeño necesaria.

» Pero en otra ocasion mas favorable

» Explicaré mis tiernos sentimientos.

- » Y pues el tiempo apura, ó respetable.
- » Senado, aprovechemos sus momentos
- » En disponer contra ese formidable
- » Enemigo sagaz nuestros intentos,
- » Seguros de oprimirle, si logramos
- » Que ignore lo que aquí le preparamos.

#### 70.

- » Aun no media la noche su carrera;
- » En la ciudad tenemos un crecido
- » Cuerpo de tropas, y si ser pudiera,
- » Que el que está en sus contornos esparcido
- » Llegase aquí, quando la luz rompiera,
- » A sostenerle, con el pueblo unido
- » El quartel atacando sin tardanza,
- » Quizá excediera el fruto á la esperanza.

#### 7 I .

- » Si se dilata un dia, es imposible
- »Dexe de transpirar nuestro secreto,
- » Pues sabiéndolo tantos, no es creible
- » Dexe entre ellos de haber un indiscreto,:
- » Y la empresa tan facil y asequible,
- » Si el enemigo está ignorante y quieto,
- » Será sangrienta, larga y peligrosa,
- » Si llegare á saber alguna cosa.

72

Fué el dictamen de todos aplaudido, Y para executarlo, prontamente Mandó Guatimozin, que despedido El Senado, marchase diligente A armarse cada qual; que él, dirigido Al quartel de las tropas, juntamente Con Tetlabaca, las ordenaria, Y de todo noticia las daria.

**7**3·

Que sin perder instante en el mercado
De Tlateluco todos le esperasen,
Menos los Regidores, que el cuidado
Debian tener de que se colocasen
A toda prisa en cada separado
Barrio personas fieles, que ocupasen
Las calles y las plazas de tal modo,
Que á un tiempo se instruyese el pueblo todo.

74.

Que estos hombres quedando repartidos
Y silenciosos, luego que el estruendo
Del combate llegase á sus oidos,
Cada qual por su barrio discurriendo,
Proclamase con gritos repetidos
El Emperador nuevo, requiriendo
Por órden del Senado, que acudiera
El pueblo armado á la batalla fiera.

75.

Mandó á seis Senadores que partiesen A avisar á las tropas alojadas. En los pueblos vecinos, que acudiesen, De aquellas novedades enteradas, Contra los Españoles, y traxesen Consigo quantas gentes alentadas Hubiese en ellos; mas que no tardaran, Y á llegar con el dia se esforzaran.

76.

Dispuestas estas cosas, al instante Del sumo Sacerdote acompañado Y Tetlabaca, ácia el quartel distante Marchó Guatimozin, en que alojado Estaba el cuerpo intrépido y brillante De la guardia Imperial, donde agregado Tambien moraba provisionalmente, El todo de las tropas remanente.

77.

Llegan, y por la guardia conocidos
Entran en su recinto. A los primeros
Oficiales despiertan, que instruidos
Juntan á voces los demas guerreros.
Tetlabaca al instante que reunidos
Están, les dice: » Mexicanos fieros
» Ya ha llegado el instante en que rompamos
» El yugo, que cobardes toleramos.

 $t_{II}$ 

Narvaez le oyó,
Con amarga ironía
De su temor, dici
Que el miedo los
Y que hiciera me
Que vió que el a
Le fuera á socorre
Venir á acobardan

Tide Management of the Control of th

Mas no obstante si
Para los de Narv
Pues muchos por
Al General se ari
Alguno que tenia
De su veracidad,
Y en fin, los mas
Y el alto piso llei

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Cortés que desde
A su satisfaccion l
No tardó mucho e
Y aprovechando el
El contrario, hizo:
Sandoval con la ge:
Silencioso, y siguió
Tropa sus pasos, sir

» De orden del cielo expresa el gran Senado,

» Que hasta alfora reprimió vuestro ardimiento,

» Al torpe Motezuma ha despojado

» Del trono, que con tal abatimiento

» Envilecia, y su lugar ha dado

» A un sugeto de prendas y de aliento,

» Digno de poseerlo, á este valiente

» Jóven Guatimozin, que está presente.

79:

Su nombre apenas pronunciar oyéron Los soldados, con vivas de alegria Y gozoso clamor le interrumpiéron; Cércanle alborozados, y á porfia Pies y manos le besan. Suspendiéron El bullicio por fin, como pedia, Y habló así: » Camaradas animosos, » Diferid los excesos cariñosos:

8o.

"Dexadlos para el tiempo en que destruido

» El feroz enemigo, disfrutemos

»De dulce paz, y pueda agradecido

» Corresponderos. Ahora no pensemos

» Mas que en sacar sin detencion partido,

» Del descuido total en que le yemos;

» La noche favorece nuestra empresa,

» Y así las armas empuñad apriesa.

Todos llenos de gozo prontamente Se arman; en batallones separados La calle ocupan; pónese á su frente Guatimozin, y marchan muy callados Acia el mercado, que de armada gente Hierve ya. Apenas llegan, enterados Los xefes todos con instruccion breve, Silencioso el exército se mueve.

82.

Con mil flecheros va en la delantera El astuto Talano, algo distante De la vanguardia; para que á qualquiera Centinela que encuentre vigilante Corte, y muerte la dé, ó de tal manera De pronto á sujetarla se adelante, Que no despierte con sus alaridos, Los que esten descuidados ó dormidos.

83.

A lo léjos le sigue gobernando
Tres mil guerreros, de achas y de espadas
Armados, el temido Lepomando,
Que en aquellas regiones dilatadas
Par no tiene en la guerra, acompañando
El valor y las fuerzas extremadas
A su estatura, que una larga mano
Excede al mas dispuesto Mexicano.

De un Caiman escamoso el cuero horrendo Le sirve de armadura, impenetrable Aun á las mismas balas; componiendo La cabeza del monstruo formidable El seguro morrion, y descubriendo Solo el rostro feroz por la espantable Boca abierta, cercada de lucientes Filas de blancos y apretados dientes.

85.

Detras de él Pilamono dirigia
Tres mil hombres, que mazas claveteadas
De pedernal manejan, y seguia
A este Cacumazin, que en ordenadas
Filas tres mil flecheros conducia:
Formando espesa selva de afiladas
Picas seis mil soldados cerca vienen,
Que Ayloco y Amarú por xefes tienen.

86.

Quatro mil à las órdenes de Odino
De voladoras flechas van armados:
El fiero Linacura y su sobrino
Cronio gobiernan siete mil soldados
Tambien flecheros. Cierran el camino,
Divididas en cuerpos separados,
Las valerosas guardias Imperiales,
Que forman doce mil hombres cabales.

El primer cuerpo es todo de maceros, Otro se arma de picas relucientes, Y el último es compuesto de flecheros; Van al mando de tres xefes valientes. A Xalimo obedecen los primeros, A Lango y Cayomando los siguientes, En su centro llevando el respetado Estandarte Imperial de oro labrado.

88.

Al frente de estos hombres aguerridos, El nuevo Emperador, con el juicioso Tetlabaca y cien nobles escogidos, Iba marchando armado y magestuoso. Su coraza era de oro: dos erguidos Plumages verdes, el morrion lustroso De concha coronaban, y la espada Era la que de Argüello fue ganada.

89.

Favorece la noche tenebrosa
El ataque. De nubes entoldados
Niegan los cielos aun la luz dudosa,
Trémula de los astros apartados.
Todavía dormida y perezosa
No abre la fresca aurora los rosados
Balcones del oriente, aunque el brillante
Febo de ellos ya está poco distante.

Tiempo los Mexicanos no perdian.
Los unos á cegar el foso atentos
Con piedra, tierra y leña que traian,
Hechan en él á un tiempo los sangrientos
Cadáveres de aquellos que morian,
Mientras otros detras pueblan los vientos
De nubes de saetas apretadas,
Contra los defensores disparadas.

97.

El prudente Alvarado, conociendo
Que una vez ciego el foso, era imposible
Resistiesen las guardias el horrendo
Impetu de aquel número increible
De enemigos, dispuso que cediendo
El terreno, entre tanto que asequible
Era, al fuerte quartel se retirasen,
Y que todas sus puertas se cerrasen.

g8.

Lleno ya el foso, pasan los primeros, Cacumazin, Talano y Lepomando, Seguidos de sus bárbaros guerreros, Una lluvia espantosa despreciando De tiros asestados, los postreros A los que van delante apresurando, Y procuran con hachas afiladas, Romper las altas puertas atrancadas. 99..

Otros aplican fuego inútilmente,
Porque son fabricadas de madera
Dura y compacta, en que la llama ardiente
No prende, ó no hace mas que una ligera
Impresion. Muchos contra el eminente
Muro arriman escalas, y con fiera
Audacia suben á los elevados
Balcones de enemigos herizados.

#### 100.

Qual las olas del mar alborotadas
Por el fiero Aquilon, cercan bramando
Un encumbrado risco, amontonadas
Se empujan unas á otras, transformando
La líquida llanura en encrespadas
Espumosas colinas, tal rodeando
El quartel sus esquadras numerosas,
Cubren el vasto suelo tumultuosas.

# IOI.

Por las calles, qual rápidos torrentes,
Que de los altos montes descendiendo,
Reunidas en una sus corrientes,
El campo inundan con sonoro estruendo,
Corren aprisa innumerables gentes
Del pueblo en armas al combate horrendo:
Crece el furor, los gritor y estallidos
Del cañon por los ecos repetidos.

TOMO II.

96.

Tiempo los Mexicanos no perdian.
Los unos á cegar el foso atentos
Con piedra, tierra y leña que traian,
Hechan en él á un tiempo los sangrientos
Cadáveres de aquellos que morian,
Mientras otros detras pueblan los vientos
De nubes de saetas apretadas,
Contra los defensores disparadas.

97.

El prudente Alvarado, conociendo
Que una vez ciego el foso, era imposible
Resistiesen las guardias el horrendo
Impetu de aquel número increible
De enemigos, dispuso que cediendo
El terreno, entre tanto que asequible
Era, al fuerte quartel se retirasen,
Y que todas sus puertas se cerrasen.

98.

Lleno ya el foso, pasan los primeros, Cacumazin, Talano y Lepomando, Seguidos de sus bárbaros guerreros, Una lluvia espantosa despreciando De tiros asestados, los postreros A los que van delante apresurando, Y procuran con hachas afiladas, Romper las altas puertas atrancadas.

Mas apenas está de gente lleno
El callejon estrecho de la entrada,
Quando del fondo, con horrible trueno
Un cañon, esparciendo derramada
Lluvia de balas del ardiente seno,
Lo barre de manera, que cerrada
De un monte de cadaveres la puerta,
Queda como si nunca fuera abierta.

# 106.

Talano por fortuna estaba fuera
De ella, gritando al bravo Tezcucano
Cacumazin, á fin de que acudiera
A reforzarle, quando el inhumano
Destrozo sucedió, y al ver tan fiera
Tragedia, conociendo que era insano
Furor el arrojarse nuevamente
A tal entrada, reprimió su gente.

# 107.

Parte de ella dexó bien ordenada
Enfrente de la puerta, y la restante
De la del Tezcucano acompañada,
Dispuso que provista en el instante
De escalas, asaltase la elevada
Fila de las ventanas. Con pujante
Brazo él mismo arrimó la mas crecida,
Y dió principio á la áspera subida.

Como un volcan por las abiertas bocas Tronando arroja rios de inflamadas Lavas, humo, ceniza, enormes rocas, Que asuelan las campiñas dilatadas; Así el quartel terrible que no pocas Ventanas cuenta, por las atacadas Frentes vomita dardos, balas, fuego Por todas ellas sobre el Indio ciego.

103.

Mas quién podrá decir adonde llega
El número de bárbaros soldados,
Que la cruel muerte al pie del muro siega!
Montones de cadáveres alzados
Cubren la tierra: su aridez se riega
De torrentes de sangre derramados:
Una infinita multitud de heridos,
Lastima con lamentos los oidos.

104.

No por esto con menos ardimiento
Prosiguen en su empeño los restantes;
El lugar del que muere en el momento
Ocupa el vivo. Empujan los distantes
A los que estan cercanos; qual violento
Huracan, con hachazos incesantes
Rota una puerta, en el quartel se meten,
Y ser señores de él ya se prometen.

Mas apenas está de gente lleno
El callejon estrecho de la entrada,
Quando del fondo, con horrible trueno
Un cañon, esparciendo derramada
Lluvia de balas del ardiente seno,
Lo barre de manera, que cerrada
De un monte de cadáveres la puerta,
Queda como si nunca fuera abierta.

106.

Talano por fortuna estaba fuera
De ella, gritando al bravo Tezcucano
Cacumazin, á fin de que acudiera
A reforzarle, quando el inhumano
Destrozo sucedió, y al ver tan fiera
Tragedia, conociendo que era insano
Furor el arrojarse nuevamente
A tal entrada, reprimió su gente.

107.

Parte de ella dexó bien ordenada
Enfrente de la puerta, y la restante
De la del Tezcucano acompañada,
Dispuso que provista en el instante
De escalas, asaltase la elevada
Fila de las ventanas. Con pujante
Brazo él mismo arrimó la mas crecida,
Y dió principio á la áspera subida.

Cacumacin tras de él trepó arrojado Tambien, con el escudo bien cubierto, Recibiendo de piedras un nublado Y agudos dardos, que con grande acierto Caia sin parar precipitado Sobre ambos, mas causarles desconcierto No pudo tal tormenta en su carrera, Mas que si una benigna lluvia fuera.

# 109.

Justamente el balcon que acometian, Chalco el fiero y Leocado, con quarenta Tlascalános guerreros defendian. Leocado con la cara macilenta Al ver el gran valor con que subian, Dixo, ya de su muerte haciendo cuenta, "Somos pocos ó Chalco, y no es posible "Resistir á un ataque tan terrible.

#### IIO.

- » Defiende el paso tú con esta gente, » En tanto que yo acudo acelerado » A recoger refuerzo suficiente. Responde Chalco con semblante airado: » O vil hombre! Vergüenza del valiente » Tlascaláno esquadron! si acobardado, » Con tal pretexto das atras un paso,
- » El corazon infame te traspaso.

» Aun sobra la mitad de los guerreros,

» Y sobraria mas sin tu presencia.

Dicho esto arroja sobre los primeros

Enemigos con bárbara violencia

Una disforme viga, mas ligeros

A pesar del gran golpe y resistencia

Que con picas y espadas les oponen,

Ambos á dos sobre el balcon se ponen.

#### I I 2 2

Mientras que por allí con tal braveza
Arde el combate, el fiero Lepomando
De su intrépida esquadra á la cabeza,
Los usados caminos desdeñando,
Al torreon mas fuerte se endereza,
Y con la hacha afilada destrozando
La puerta, embiste la enemiga gente,
Que ocupa todo el atrio ya patente.

# I.Ì 3.

Sedeño y seis Hispanos lo guardaban De ochenta Tlascaltecas sostenidos, Que Alanór y Gualemo gobernaban, Y de las nuevas luces dirigidos De la rosada aurora, disparaban Contra el fiero enemigo repetidos Tiros al presentarse; mas en vano Procuraban herir al Mexicano.

#### II4.

Cubierto todo del enorme escudo
De cinco dobles de escamoso cuero,
Sin daño aguarda aquel nublado crudo;
Al punto que ha pasado, de un ligero
Salto entre ellos se arroja, con membrudo
Brazo la hacha revuelve, y á su fiero
Esquadron abre calle dilatada,
De la enemiga sangre matizada.

# 115.

De un revés cruel al Español Ribera Una pierna cercena; al Tlascaláno Larino el cuello siega, qual si fuera Débil junco; á Xalán la diestra mano Corta, y con furia tal á Juan de Agüera Descarga la hacha, que saliendo vano Por huir este el cuerpo el golpe duro, La hace pedazos contra el fuerte muro.

## 116.

Echa mano con presto movimiento
A la espada, y prosigue derribando
Quanto se opone como tigre hambriento,
Que la alta cerca rápido saltando
De secas ramas, que de alojamiento
Sirve al ganado tímido, y entrando
Ovejas, perros, mata, abre, deshace,
Y su furor horrendo satisface.

Sedeño enfurecido al ver la triste
Matanza de su gente amedrentada,
Alta la espada á Lepomando embiste,
Y le da un tajo tal sobre la armada
Cabeza, que aunque al golpe se resiste
El craneo del Caiman, atolondrada
La dexa, de manera, que un momento
Sin sentido está casi y sin aliento.

#### 118.

Mas vuelto en sí, qual onza carnicera Al cazador osado que la ha herido, A Sedeño se arroja, que le espera Debaxo de sus armas recogido; A plomo cae sobre él la espada fiera, Y por medio el escudo dividido, De modo hiere al valeroso Hispano, Que inutiliza su siniestra mano.

## 119.

Alanór Tlascaláno reparando
De Sedeño el peligro, con presteza
Al levantar el brazo Lepomando
Para darle otro tajo en la cabeza,
Una saeta aguda disparando
Con su usado vigor y su destreza,
El no armado sobaco le traspasa,
Y la sangrienta punta al hombro pasa.

El bárbaro feroz al verse herido Brama, y lento á los suyos se retira, Con el escudo fuerte defendido Del nublado de dardos que le tira, El enemigo, y como leon seguido De armada turba, que los ojos gira Inflamados, haciendo á todos frente, Cede el terreno magestuosamente.

#### 121.

Ceden al mismo tiempo desmayados
Sus guerreros: aprieta enfurecida
La esquadra Hispana: suenan martillados
Morriones y broqueles; la salida
Casi cierran los cuerpos desangrados;
Al fin por aquel lado ya en huida
El fuego sufren al llegar afuera
De las ventanas, qual tempestad fiera.

#### I 2 2.

No estaba en tanto por su parte ocioso El nuevo Emperador, que conduciendo De sus guardias el cuerpo belicoso, Embiste un lado del quartel, rompiendo Otra puerta, y con ímpetu furioso Entra quanto se opone destruyendo. Garcia con cien hombres vanamente Procúra detener aquel torrente.

Con la voz y la espada aliento inspira A todos, circundado de ocho Hispanos, Al punto que la torpe fuga mira De los sobrecogidos Tlascalános, A todos lados con presteza gira, Ya amenazando, ya á los Mexicanos Audaz haciendo frente; mas no es dable Resista á aquella fuerza formidable.

## 124.

Cada momento crece la espantosa Refriega; el humo denso despedido De los tiros, qual nube tenebrosa Ciega en aquel espacio reducido A todos, de manera, que dudosa La espada hiere á veces al querido Amigo con encono temerario, Creyendo herir al áspero adversario.

125.

Mas poco á poco el humo disipado, Víendo Guatimocin la poca gente Que se opone á su furia, avergonzado, Embiste á Juan Garcia, que valiente El primero peleaba, y tan pesado Tajo le da sobre el morrion luciente, Que si el mas fino temple no tuviera, En dos con la cabeza lo partiera. Como un volcan por las abiertas bocas Tronando arroja rios de inflamadas Lavas, humo, ceniza, enormes rocas, Que asuelan las campiñas dilatadas; Así el quartel terrible que no pocas Ventanas cuenta, por las atacadas Frentes vomita dardos, balas, fuego Por todas ellas sobre el Indio ciego.

103.

Mas quién podrá decir adonde llega
El número de bárbaros soldados,
Que la cruel muerte al pie del muro siega!
Montones de cadáveres alzados
Cubren la tierra: su aridez se riega
De torrentes de sangre derramados:
Una infinita multitud de heridos,
Lastima con lamentos los oidos.

104.

No por esto con menos ardimiento
Prosiguen en su empeño los restantes;
El lugar del que muere en el momento
Ocupa el vivo. Empujan los distantes
A los que estan cercanos; qual violento
Huracan, con hachazos incesantes
Rota una puerta, en el quartel se meten,
Y ser señores de él ya se prometen.

Cae el bárbaro muerto, abandonada
La sangrienta cabeza que rodando
Va por el suelo: aplaude la alentada
Gente Española el golpe, al cielo alzando
Un gozoso clamor, pero apretada
De tanta muchedumbre, aunque peleando
Con órden, cede el campo de batalla
Seguida de la bárbara canalla.

# CANTO DECIMOQUARTO.

ARGUMENTO.

Guatimocin con gran valor y tino,
Sigue el ataque del quartel Hispano;
Mas Alvarado al fin con repentino
Choque le vence, y prende á Belorano.
Parte el Zempoal Talisco con destino
De avisar á Cortés. El Mexicano
Pueblo pide una tregua, y mientras dura,
Da piadoso á sus muertos sepultura.

I.

A las remotas puertas del Oriente El encendido carro se asomaba Del sol, que caminando lentamente Presenciar tal estrago repugnaba; Mas insensible la furiosa gente, Aunque la humana sangre rebosaba, En el combate crudo proseguia, Y con mayor encono la vertia.

2.

Al balcon elevado ya subidos
Talano y el valiente Tezcucano,
Entre los Tlascaltecas aguerridos,
Con las espadas á una y otra mano
Abren calle; resuenan los heridos
Broqueles, qual la fragua de Vulcano,
Quando martillan en compas horrendo
Los tres jayanes sobre el hierro ardiendo.

No menos bravo Chalco sus soldados Une y anima, y con entrambos cierra; Mas como antiguos robles arraigados, Al fiero viento, que de la alta sierra Los conmueve con soplos continuados, Se resisten, así sin perder tierra Los dos valientes Indios se mantienen, Y del contrario el ímpetu detienen.

4

Entre tanto á su espalda van subiendo Sus tropas, mas el peso desmedido, El balcon aunque fuerte no sufriendo, De la pared de pronto desunido, Se arruina, y cae con impetu tremendo Sobre el Indio esquadron, que recogido Al pie del alto muro, sostenia Al que arriba animoso arremetia.

5.

Debaxo de sus ruinas sepultados Algunos quedan, otros malamente Heridos; al caer precipitados Muchos de lo alto, paran justamente Sobre las altas picas, y ensartados En ellas mueren; pocos felizmente Con las suyas suavizan la caida, Privando á los de abaxo de la vida. Talano y su valiente compañero
Cacumacin, en lo interior metidos,
Pasmados del destrozo lastimero,
Desesperando ya ser sostenidos,
Y á la espalda teniendo el salto fiero,
Al ímpetu enemigo hacen unidos
Resistencia en aquel estrecho paso,
Rabiosos por vengar tanto fracaso.

7.

Chalco y sus Tlascaltecas apretados, Con las picas caladas embistiendo Se lisonjean verlos precisados Presto á medir el precipicio horrendo; Pero como dos riscos elevados, A las ondas del bravo mar hirviendo Inmóviles resisten, igualmente Reprime su furor el par valiente.

8.

Talano á Xoro que iba delantero
Abre la frente con la dura espada,
Pasa Cacumacin por el gargüero
A Idamano la pica. Otra lanzada
Da en la tetilla al atrevido Odero
De Chalco hermano; sale ensangrentada
La punta por la espalda, y el mezquino
Da fin con un gemido á su destino.

lalco, ay triste! al ver caer su caro hermano, afliccion y de cólera impelido, Bárbaro! grita, al fiero Mexicano, Dos hermanos tu brazo ha dividido; Mas no te alabarás del inhumano riunfo: dicho esto, tira enfurecido tajo, que si el corte no torciera, r medio la cabeza le partiera.

#### 10.

as su mismo furor hizo que errara:
uelve Cacumacin tan de repente,
ue antes que el duro golpe segundara
el cuerpo la pica reluciente
Le esconde, y grita, tu venganza rara
Ve á contar á tu hermano prontamente
Al abismo; esto dicho, abandonada
rota pica, empuña la ancha espada.

#### II.

ver á Chalco muerto, un miedo helado cupa á sus guerreros: aturdido, primero su xefe Leocado, ilmente huye á carrera, y es seguido e muchos de ellos; pero avergonzado como, con otros siete reunido, ace frente animoso, maldiciendo Leocado y los que van huyendo. Mientras Cacumacin con la guerrera
Gente de Cromo queda batallando,
Talano sigue con veloz carrera
A los que huyen, qual rápido volando
El noble Alcon, la tímida y ligera
Vandada de palomas, y alcanzando
Al infame Leocado, ancha salida
Pasándole hasta el pecho abre á su vida.

13.

Mas en esto Alvarado que corria
Todos los puestos, el bullicio oyendo
De los que huyen, acude en compañía
De veinte Hispanos: admirado viendo
Que un enemigo solo los seguia,
A los suyos el paso deteniendo,
Se adelanta, y vibrando el crudo acero
Le grita, » date al punto prisionero.

## 14.

Talano sonriendo le responde,

Primero hemos de ver si tu alentado

Corazon á tu orgullo corresponde,

Y tira al mismo tiempo un esforzado

Tajo, que dando justamente en donde

El brazo se une al hombro, atormentado

Le dexa el lado izquierdo. Es imposible

Pintar del Español la ira terrible.

Da al bárbaro tal golpe con la espada Que hasta el cuello le parte la cabeza, Retumbando la tierra ensangrentada Al caer el cuerpo armado. Se endereza Alvarado despues ácia la entrada Del balcon, donde sigue con firmeza El Tezcucano Príncipe peleando, Y el estrecho terreno disputando.

## 16.

Mas notando á Alvarado y á su gente, Que con horrenda cólera venia, Viendo que era perder inútilmente Su vida el Tezcucano, y que no habia Mas medio de escapar que osadamente Precipitarse, el suelto cuerpo fia A una pica arrancada á un Tlascaláno, Y de un salto á la calle llega sano.

### 17.

Dexando aquel parage asegurado, Vueltos los Tlascalános ya del miedo, Marcha con sus guerreros Alvarado, Adonde gobernados por Saucedo Los pocos Españoles, al airado Guatimocin resisten con denuedo, La muchedumbre Indiana conteniendo, Y el sangriento terreno defendiendo. Agregóse á Alvarado en el camino
Un piquete mandado por Mexía
De doce Hispanos, que con el destino
De reforzar aquel puesto venia,
Avisado por un Indio ladino
Del urgente peligro que corria,
Y todos ellos del combate ardiente,
Aviváron las llamas juntamente.

19.

Qual suelen dos nublados tenebrosos

En la region del ayre tropezarse,

A impulsos de los soplos procelosos

De los vientos opuestos desatarse

En piedra, en lluvia, en truenos espantosos,

Y no cejar un punto hasta acabarse

De deshacer, con no menos porfia

Y estrago cada esquadra combatia.

20.

Pica con pica, espada con espada,
Y broquel con broquel, con ruido horrendo,
Del mortal arcabuz á la abrasada
Llama acompañan, al funesto estruendo
De sus tiros, la casa dilatada
Qual fuerte terremoto estremeciendo.
Los clamores, los ayes lamentables,
Interrumpen sus ecos espantables.



Qual dentro de un redil un leon hambriento Teñido de la sangre del ganado, De pastores y perros, con violento Impetu acometido, hace erizado A todos ellos rostro, así sangriento Guatimocin al verse de Advarado Embestido de nuevo y de su gente, Enfurecido, á todos hace frente.

#### 22.

No menos animosos sus guerreros, En su espantosa multitud confiando, Combaten, disputando ser primeros Los que detras se siguen, y ocupando El puesto de los muertos tan ligeros Los vivos, que qualquiera que mirando Estuviese el combate, no podria Ver vacío el lugar del que caia.

## 23.

Mas fue tanto el ardor con que embistiéron Los Hispanos, fue tal la atroz matanza Que en la obstinada muchedumbre hiciéron, Que los Indios perdiendo la esperanza, Despues que largo rato resistiéron, Se fuéron retirando en ordenanza Hasta la puerta en donde se paráron, Y otra vez el combate renováron.

Viendo Alvarado el puesto ya seguro De que el fiero enemigo penetrara, Pues su gente, formado un fuerte muro De acero á mayor fuerza lo estorbara, Se apartó solo del combate duro, Y antes que el enemigo fatigara Sus tropas, fue á buscar una escogida Reserva que tenia prevenida.

25.

Esta en quarenta Hispanos consistia,
Los seis de ellos montados en fogosos
Caballos, y en la amiga compañía
De hasta mil Tlascaltecas valerosos,
Que á la puerta que al lago dirigia
Desde el quartel, rabiando al verse ociosos
Sus órdenes supremas esperaban,
Y el carnicero ataque suspiraban.

26.

Llegó Alvarado, y de un ligero salto Montando en un caballo prevenido, Con la lanza en la mano, dixo en alto Tono: »Guerreros, sé que habreis sufrido » Mal rato, oyendo el ruido del asalto » Sin tener parte en él; mas ya ha venido » El tiempo en que podreis vuestra valiente » Ansia saciar. Seguidme prontamente. Dicho esto, las espuelas apretando A los caballos, vuelan, y á carrera A los ardientes brutos emulando En la velocidad, sigue ligera La infantería brava, procurando No desunirse, como la alta esfera Del ayre corta en punta la bandada De grullas, aunque rápida ordenada.

28.

Cacumacin, que estaba ácia aquel lado, Animando al combate su guerrero Esquadron, de Indatiro acompañado, Que con un grueso cuerpo forastero, Poco antes al socorro habia llegado, Y aquel nuevo enemigo ve el primero, Se esfuerza á que sus tropas esparcidas Ocupen un buen puesto reunidas.

29.

Así el pastor que ve de un alto monte Que está los verdes pastos dominando Un obscuro nublado al horizonte Asomarse, tormenta amenazando, Antes que al alto cielo se remonte, Aprisa con silbidos congregando El rebaño esparcido, al frente puesto, Lo conduce al abrigo ya dispuesto. Pero antes que consiga que ordenados Ocupen el parage ventajoso Sus guerreros, qual riscos desgajados De una alta cumbre que con espantoso Ruido destrozan árboles, ganados, Quanto se opone á su ímpetu furioso, Embisten las Hispanas tropas fieras, Matan, rompen, deshacen sus hileras.

.3 I

Seis veces los ginetes atraviesan

De una á otra banda el batallon revuelto,

Y otras tantas intrépidos regresan,

Dexando el campo en polvo y sangre envuelto;

De amontonar cadáveres no cesan,

Hasta que el órden todo ya disuelto,

Huyen los Indios á carrera abierta

A lo interior de la ciudad desierta.

32.

El mismo Tezcucano atropellado
Por los caballos, venturosamente
Huyendo de la lanza de Alvarado,
Porque al tiempo de herirle justamente
Otro se atravesó, se vió obligado
A correr como todos diligente,
Del cielo y de sus tropas blasfemando,
Y sangrienta venganza proyectando.

Alvarado dexando una escogida
Esquadra de guerreros que siguiera
Aquellos fugitivos, advertida
De que á riesgo mayor no se expusiera,
Internándose mucho, recogida
La demas tropa, prosiguió á carrera
Dando vuelta al quartel, acometiendo
Los Indios que lo estaban combatiendo.

34.

El sumo Sacerdote Belorano
Allí mismo se hallaba casualmente,
Animando sus tropas con la mano
Y con la voz, á que el combate ardiente
Avivasen. Odino y Mareguano
A su lado tambien con el valiente
Pilamon, Cayomande y Lango daban
Vivo exemplo á las tropas que mandaban.

35.

Llevaba Belorano en la cabeza
Un gran plumage de color morado,
Insignia que mostraba la grandeza
De su oficio. Conócele Alvarado,
Y con la lanza en ristre se endereza
A prenderle, pensando que logrado,
Por la veneracion que le tenian
Los bárbaros, quiza desmayarian.

36.

Arrimando las piernas al fogoso
Caballo, rompe la enemiga gente,
Que unida, opone un bosque temeroso
De acicaladas picas vanamente,
Contra él y sus guerreros. Al furioso
Impetu queda abierto enteramente,
Y los siete ginetes sin pararse
Corren de Belorano á apoderarse.

37.

Pero al encuentro Odino y Mareguano Se atraviesan con otros escogidos Soldados. A Melendez, que ya ufano Los bárbaros contaba por vencidos, Le clava Odino la siniestra mano Al pecho de un picazo. Fenecidos Sus alegres pronósticos, á tierra Viene, y furioso Odino con él cierra.

38.

Mas viéndole ya muerto, echa á la rienda
Del caballo la mano, rebosando
De gozo con tal presa la contienda
Dexa, y lo lleva al pueblo, deseando
Asegurarlo. La batalla horrenda
Sigue en tanto Alvarado atropellando
A Mareguano, á Lango con pujanza
Atravesando la sangrienta lanza.

Al ver al enemigo tan cercano, Y la bárbara gente derrotada, Maldiciendo su suerte Belorano Huye ácia la ciudad; pero tomada A carrera la vuelta, el xefe Hispano Llega, y asiendo de él con esforzada Mano, lo entrega preso á sus guerreros, Sin atender sus ruegos lastimeros.

40.

El ayre atruenan con sus alaridos Los Mexicanos viendo aprisionado El Sacerdote inmundo, y aturdidos Huyen por todas partes. Avisado Guatimocin de todo, recogidos Sus guerreros, temiendo que aterrado El exército todo le dexara, Dispuso al punto que se retirara.

4I.

Empezó á desfilar en el instante,
La tropa aun ordenada, deteniendo
El con la retaguardia el incesante
Ataque de la gente, que saliendo
Del quartel, y juntándose al triunfante
Esquadron que á Alvarado iba siguiendo,
Desordenar la suya procuraba,
Y con furor su marcha retardaba.

Como el zeloso toro diligente, Viendo voraces lobos, la vacada Reune, ronda, y la soberbia frente A todos lados fiero presentando, Asegura su marcha, así el valiente Guatimocin sus tropas ordenando, Acude á todas partes, y consigue Reprimir al Hispano que las sigue.

43

En vano sus caballos y peones
Se esfuerzan á romper con repetidos
Choques los animosos esquadrones
De guardias Mexicanas, que aguerridos
Cierran la marcha. En vano los cañones,
Desde el quartel contra ellos dirigidos,
Tronando causan una atroz matanza,
No abandonan por esto su ordenanza.

44.

Viendo Alvarado que era fatigarse
Sin fruto el perseguirlos, no queriendo
Dentro de la ciudad aventurarse,
Contento con haber aquel tremendo
Asalto rechazado, á retirarse
Comenzó con sus tropas, y volviendo
A su quartel, mandó se repararan
Los daños, y las puertas se atrancaran.

Dos solas dexó libres, colocando
Dentro cañones que las defendieran,
Y guardias numerosas, que velando
En caso necesario las abrieran
A algunas avanzadas, que observando
Al contrario, dispuso que estuvieran
Fuera en las bocas calles, y avisasen
Qualquiera movimiento que notasen.

46.

Dexando esto arreglado, al aposento Pasó de Motezuma, á quien habia El mismo suplicado, en el momento Que el formidable ataque se sentia, No se moviese de su alojamiento, Con la aparente excusa que seria De Cortés reprehendido, si supiese Que su persona al riesgo se expusiese.

47.

Mas en la realidad, porque ignorando
La causa del desórden verdadera,
Y cauto en aquel pronto sospechando,
Que quizas Motezuma en él tuviera
Parte, quiso impedir, disimulando
El motivo, que huirsele pudiera,
De aquella confusion favorecido,
Lo que fuera fatal á su partido.

Llegado del Monarca á la presencia, Despues de saludarle reverente,

» Señor, gracias, le dixo, á la asistencia

» Divina, nuestro exército valiente,

» No obstante la obstinada resistencia

» De la infinita multitud de gente

» Rebelde, la ha obligado á que vencida

» Huya á guardar en la ciudad su vida.

#### 49.

» Así verá ese pueblo seducido

» Que nuestro corto número es bastante

» A castigarle, siempre que atrevido

» Piense en llevar sus miras adelante,

» Pues por los prisioneros que han caido

»En nuestras manos, es ya hecho constante,

» Que no es casual tumulto el que ha alterado

» La paz, sino un proyecto muy pensado.

### 50.

"Sabed, Señor, que junta en gran secreto

» Anoche mismo toda la nobleza,

» Os , ha depuesto con formal decreto,

» Y de Guatimocin en la cabeza

» Ha colocado la corona, á efecto

» De acabar con nosotros. Tal fineza

"Debeis á vuestros nobles; mas yo espero

» Mostrarles que han partido de ligero.

51.

y Y os doy palabra firme desde luego, Oue si persisten en su intento vano, » Seguirá mi nacion á sangre y fuego » La guerra, hasta que vuelva á vuestra mano » El cetro real, y á México el sosiego. Quedó absorto el Monarca Mexicano, Afligido exhalando un largo rato, Amargas quejas de su pueblo ingrato.

ζ2.

Al fin volviendo en sí dixo: » No hubiera » Creido Señor que tal perfidia hallara » Cabida en mis vasallos! Feliz fuera » Si mi vida molesta se acabara. » Antes que tal desgracia sucediera! » El consuelo á lo menos me llevara » De morir de mis súbditos amado, » No como ahora vendido y despreciado!

53.

» Pero qué digo, prosiguió furioso, » Merece acaso un pueblo fementido, » Que en su amor me interese cariñoso? » Emplead, Señor, emplead vuestro temido » Exército en vengar, con espantoso » Y memorable exemplo, un ofendido » Príncipe desdichado, que en vos fia » Recobrar con su honor su monarquía.

En este tono continuó pidiendo
Venganza, consolándole Alvarado
Lo mejor que podia, hasta que habiendo
La noche el negro velo dilatado,
De él despedido, se ocupó escribiendo
En un pliego á Cortés el apretado
Lance, y mandó viniese á su aposento
Un soldado Zempoal en el momento.

Talisco se llamaba, hombre mañoso,
Robusto y fiel. Llegado á su presencia,
"Voy, le dixo, á fiar un peligroso
"Encargo á tu valor y á tu prudencia,
"Y si como lo espero con dichoso
"Exîto lo haces, con tu diligencia
"Sirviéndome en asunto tan urgente,
"Serás recompensado largamente.

# 56.

» Es necesario, pues, que este importante » Pliego á Cortés entregues, caminando » Acia Zempoala sin perder instante, » Pues que eres diestro, puedes ir nadando » De la puerta del lago á la distante » Calzada de Tezcuco, resguardando » El pliego en este cuero, que de viento » Lleno, te ayudara para el intento. 57.

"Seria perder tiempo el advertirte "Cómo has de huir los riesgos del camino, "Y así inmediatamente puedes irte. "Señor, le respondió el Indio ladino, "Me contento al presente con decirte, "Que á no impedirlo algun fatal destino, "Verás que no has errado en tu confianza. Dicho esto, emprendió el viage sin tardanza.

ς8.

Tampoco estaba por su parte ocioso
Guatimocin. Despues de asegurada
En la ciudad su tropa, cuidadoso
A la mitad mandó que retirada
Al quartel disfrutase del reposo,
Hasta que á media noche á la otra armada
Mitad, de la fatiga relevase,
Y en su lugar las calles ocupase.

59.

Mandó que el pueblo todo trabajara En hacer una y otra cortadura, Y hoyas profundas, donde colocara Estacas aguzadas, cuya dura Punta tostada al fuego atravesara Al ginete y peon que sin cordura Avanzase, y en fin como prudente, Nada olvidó que fuera conducente. Dispuesto todo, junta en un vecino Edificio los xefes principales Del Senado y exército, y con tino Y brevedad, contadas las fatales Pérdidas del ataque repentino, Sigue diciendo: » Para riesgos tales » Se hizo el valor, el juicio y la firmeza, » Con que la suerte adversa se endereza.

# 61.

» Podemos lisonjearnos justamente, » De que á no ser por el casual suceso

De Belorano, que por su imprudente

V tomoronio polo por su impruden

» Y temerario zelo quedó preso,

» Hubieramos vencido fácilmente;

» Y así aun esta desgracia es un expreso

» Pronóstico que debe consolarnos,

» Y en nuestras esperanzas afirmarnos.

# 62.

» Mas la prudencia pide aseguremos

» El éxîto por todos los posibles

» Medios, y la piedad que procuremos

» Ahorrar á Belorano los terribles

» Riesgos á que guerreando le exponemos,

» De parte de unos hombres insensibles

"Al temor de los Dioses, y al sagrado

» Carácter con que está condecorado.

"Ambas cosas requieren cabalmente

"Que la guerra unos dias suspendamos,

» Concurrirá entretanto diligente

» La innumerable tropa que contamos

» En el Imperio todo, y diestramente

» Pretextando que paces deseamos,

» Entablaremos que de medianero

» Venga, y así se libre el prisionero.

# 64.

>> Y no nos detengamos, rezelosos

»De que Cortés á hacernos guerra acuda,

» Antes facilitemos oficiosos

» Que entre aquí, bien seguros con la ayuda

» De los Dioses, que somos poderosos

» Para dar de ellos fin, y que sin duda

»Fuera dicha que todos estuvieran

» Juntos, para que á un tiempo perecieran.

# 65.

» Tal es mi modo de pensar: deseo

» Que me digais cada uno francamente

» Vuestro sentir sobre él. Señor, yo creo

» Respondió Tetlabaca reverente,

» Que es el mas acertado, mas preveo

» No se conseguirá tan facilmente

» Que sin seguros rehenes de la mano

» El enemigo suelte á Belorano.

TOMO II.

» Conoce demasiado la importancia

"De personage tal, para dexarle

» Sin prenda alguna en esta circunstancia,

» Y sin prenda segura. El engañarle

» Por otra parte, y mas en la observancia

»Del trato es vergonzoso, y ha de darle

» Motivo justo, para que severo

» No dexe vivo un solo prisionero.

# 67.

» Así mi corto parecer seria,

» Que lograda una tregua, se enviara

» Al quartel una diestra y fiel espia,

» Que con cautela á Belorano hablara,

» Y con él discurriese si podria

» Hallarse medio de que se escapara,

» Pues en tal caso, sin quebrantamiento

» Del trato se lograba nuestro intento.

# 68.

» Y quando por desgracia se encontrase

» Imposible este medio, se debiera

» Con el oro tentar que se ablandase

» El Hispano; y si aun esto inútil fuera,

» Quando el propuesto engaño se emplease

» El consuelo tendriamos siquiera,

» De no exponer los otros prisioneros,

» Sino hechos los esfuerzos mas sinceros.

» Será pues á mi juicio conveniente,

» Que mañana una tregua se proponga

» A fin de sepultar tranquilamente

» Los muertos; que igualmente se disponga

» Que al quartel huya un hombre inteligente

» Seguido por los nuestros, y suponga

"Que por fiel al Monarca destronado,

» Ha estado para ser sacrificado.

70

"Podrá quizás decir á Belorano "Sin sospecha lo que hemos discurrido, "Y disponer su fuga. El Soberano Luego que hubo el discurso concluido, Lo aprobó con elogio el mas humano, No obstante que de el suyo discrepaba, E igualmente el Senado que allí estaba.

71.

Apenas pues los vivos resplandores Del sol los altos montes matizáron, Quando por órden suya, dos Señores Al quartel enemigo camináron. Como que eran de paz Embaxadores De grandes plumas blancas coronáron Las cabezas, llevando unos crecidos Dardos de igual divisa revestidos. Teutile era uno de ellos, y le hacia, Como al Español trato acostumbrado, El conocido Glauco compañía; Avisando las guardias á Alvarado De la diputacion que le venia, Mandó que recibida con agrado, Y vendados los ojos al momento, Introducida fuese á su aposento.

73

Descubiertos los dos Embaxadores
En su presencia, habló de esta manera
Teutile: "O Capitan, si los furores
"De Marte alguna vez no suspendiera
"La voz de la piedad, fueramos peores
"Que los tigres; cediendo á esta sincera
"Voz, nuestro noble Emperador se apura,
"Porque se dé á los muertos sepultura.

#### 74.

- » Para este fin establecer desea
- » Las treguas necesarias, no dudando
- »De vuestro noble proceder, que os sea
- » Grato su pensamiento, y empeñando
- » Su Real palabra, qual se lisonjea
- » Empeñareis la vuestra, á que durando
- » El tiempo señalado, ambos partidos
- » Esten como en la paz quietos y unidos.

75.

Alegróse Alvarado interiormente

De la propuesta, mas disimulado

Le respondió: » decidme francamente

» El tiempo que juzgais proporcionado,

» Para poder dar fin cómodamente

» A este piadoso objeto, asegurado

» Que observará la tregua el pueblo Hispano,

» Pues que como valiente es fiel y humano.

76

» Veinte dias, Señor, si así os agrada, » Destinaremos al funesto oficio » Le replicó Teutile, y acabada » La noche del veinteno, el exercicio » Volverá de las armas. Ajustada La tregua en toda forma, con bullicio Gozoso, á los opuestos esquadrones, La intimáron los públicos pregones.

77.

Los Indios concurriéron presurosos
Al pie del muro del quartel, hiriendo
El cielo con clamores dolorosos,
Aun al mismo enemigo enterneciendo;
Esposas, madres, hijos con llorosos
Ojos el triste campo recorriendo,
De esposos, hijos, padres malogrados,
Los cadáveres buscan desangrados.

Hallándolos renuevan los fatales
Extremos. Las familias reunidas
En largas filas, llevan los mortales
Despojos de sus prendas mas queridas,
Al compas lento de los funerales
Himnos, cantados por las divididas
Tropas de Sacerdotes, á la usada
De los humanos última morada.

79

Entre tanto que triste celebraba
El Mexicano pueblo este piadoso
Oficio, y el Hispano lo imitaba,
Sepultando con culto religioso
Tambien los pocos muertos que contaba,
Atravesado el lago el animoso
Talisco, y á Tezcuco atras dexando,
Sin desgracia seguia caminando.

80.

De la fortuna próspera asistido, Y de un sagaz despejo, felizmente Habia mil obstáculos vencido, Ya á qualquiera pregunta diestramente Satisfaciendo, quando habia sido Encontrado en su marcha por la gente De guerra Mexicana, ya torciendo Por sendas, del camino real huyendo. Andando de este modo sin reposo,
De Zempoala ocho leguas no distaba,
Quando baxado un monte alto y fragoso,
Que rara vez pie humano frequentaba,
Llegó rendido á un valle deleytoso,
Que entre ásperos collados dilataba
Su longitud, abriéndole camino
Un rápido arroyuelo cristalino.

82.

Su onda pura con plácido murmullo, Ya entre las limpias piedras resbalando, Responde de la tórtola al arrullo, Ya en un antiguo tronco tropezando, Se irrita al parecer, de que á su orgullo Se oponga aquel estorbo, y reiterando Sus esfuerzos en vano, al fin cansada Tuerce espumosa la vereda usada.

83.

La fresca y tierna yerba, los olores, Que toda su extension embalsamaban, De mil hermosas y variadas flores, Los dulces cantos con que celebraban Los simples paxarillos sus amores, Y el sol alto y ardiente, convidaban A descansar sobre la verde alfombra, De espesos tilos á la opaca sombra. De la soledad bella enamorado,
Talisco que moverse no podia
De fatiga, en la grama sosegado
Tomó el corto alimento que traia,
Bebiendo á pecho el agua del plateado
Arroyuelo, y echado en la sombria
Floresta se entregó vencido al sueño,
Quedando á breve rato como un leño.

# 85.

Dos horas aun no estuvo reposando,
Quando despierta de repente, asido
Por quatro hombres, su vida amenazando
Con los dardos al pecho, si atrevido
Pretende resistir. Reflexîonando,
Aunque de tal peligro confundido,
Que es preciso ceder á la violencia,
O morir, obedece con paciencia.

# 86.

Le atan entrambos brazos fuertemente, Y vendados los ojos, le conducen Sin saber donde, hasta que de repente Andado un quarto de hora le introducen, Ya destapado, al pie de una eminente Peña, en un bosque en el que apenas lucen Del sol los rayos, tal es su espesura, Y al fin en una cueva honda y obscura. Por una grieta el resplandor del dia Penetra en ella, y á su luz penada Ve un gallardo mancebo en compañía De otros seis hombres, y junto á él sentada Una muger hermosa, que tenia Al pecho un tierno niño. A la llegada A entrambos reverentes saludáron Sus guias, y su encuentro les contáron.

#### 88.

El mancebo mirando magestuoso
A Talisco le dixo: » si respondes

» Sincero á mis preguntas, generoso

» Trato te haré, pero si correspondes

» Ingrato á mi bondad, y artificioso

» Mientes, ó la verdad un punto escondes,

» Morirás. Ahora díme de que tierra

» Eres, y adonde vas por esta sierra.

# 89.

El astuto Talisco prontamente
Respondió así para salir de aprieto.

"Satisfaré Señor sencillamente.

"De Zempoala mi patria, con objeto

"De asistir á la boda de un pariente

"Vine á Taluca, ya hace un mes completo,

"Y por mas que volverme he deseado,

"Mis gentes hasta ayer no me han dexado.

» Por cierto que por ser cosa preciada,

» Ademas de esta aljaba, me obligáron

» A tomar esa alhaja, que pintada

» Veis de las rayas negras, que compráron

"En Chulula, y por cosa averiguada

» Que tiene gran virtud me ponderáron

» Contra qualquier hechizo. Esto decia

» Señalándole el pliego que traia.

# 91.

"Con todo si gustais, entrambas cosas,
"Aunque tan poco dignas de nombrarse
"Estan á vuestros pies, qual si preciosas
"Fueran. Así siguió sin perturbarse,
Respondiendo á las muchas y capciosas
Preguntas. Llegó al fin á asegurarse
El mancebo, y le dixo: "aunque infinito"
"Tu expresion agradezco, no la admito.

# 92.

- » Guianos sí á Zempoala, en el instante
- » Huyendo de poblado, y ya cercanos,
- » Contigo haré que alguno se adelante
- » A hablar al Capitan de los Hispanos,
- » Mas quiero antes me informes, si es constante
- » Que son esos guerreros tan humanos
- » Como la fama cuenta, y su glorioso
- ... General qual valiente generoso.

» Señor, dixo Talisco, no exâgera

» Quanto dice en su elogio. El pueblo todo

"De Zempoala afirmartelo pudiera,

» Que desde el feliz dia en que acomodo

»Dió en sus murallas á esa forastera

» Gente, está tan contento, y de tal modo

"La estima, que primero tolerara

» Perderse, que su alianza abandonara.

94.

» Pues qué debo decir del animoso

» Cortés, sino que el cielo nos lo ha enviado

» Para hacer nuestro pueblo venturoso?

» Formidable en la guerra, moderado

» En la paz, es un padre cariñoso

» Para nosotros, siempre declarado

» Protector del virtuoso y desvalido,

» Y terror del malvado fementido.

95.

» Esto es quanto yo puedo con franqueza

» Decirte, en lo demas haré contento

» Quanto me mandes, pues que la nobleza

"De tu porte, sin otro miramiento,

» Bastara á que te hiciese con fineza

» Qualquier servicio. Respondióle atento El mancebo á su oferta, y prontamente Dispuso acompañarle con su gente. Sacáron unas andas, y sentáron
En ellas la Señora que llevaba
El niño en brazos. Quatro las cargáron
En hombros. El mancebo que la hablaba
Con grande amor, y los demas marcháron
En armas á los lados. Lo observaba
Todo el Zempoal sirviéndoles de guia,
Mas nada á preguntarles se atrevia.

97.

Medio quarto de legua no anduviéron, Quando al llegar á un bosque dos silbidos Dió el mancebo, y al punto apareciéron Otros doce guerreros, que advertidos Por él, á gran distancia se esparciéron, Al frente y á los lados, divididos Por collados y alturas caminando, Y los campos y valles registrando.

98.

Así hasta media noche camináron
Lentamente, y al lado de una clara
Fuente, en un verde prado se paráron
A descansar, hasta que se asomara
La aurora, pues llegar determináron
A Zempoala, primero que inclinara
El encendido sol en la siguiente
Mañana su carrera al occidente.

Entre tanto Cortés, que se aturdia
De no tener noticias de Alvarado,
Preparativos en Zempoala hacia
Para emprender la marcha. Asegurado
De tamenes que ya prontos tenia
El amigo Cacique, y arreglado
Todo, solo esperaba la venida
De dos mil Chinantecas convenida.

#### 100.

Llegáron estos y para el siguiente
Dia quedó la marcha señalada.
Todo el mundo previene diligente
Sus armas y caballos la deseada
Hora esperando, y aun mas impaciente
La tropa de Narvaez, que no usada
A tales guerras á un triunfo seguro
Correr juzgaba, no á un combate duro.

#### 110.

Estando en esto, quando el meridiano Sol ardiente los campos inflamaba, Vino á Cortés un Oficial Hispano, Dándole cuenta que tras de él llegaba De México un correo Zempoalano, A quien un jóven Indio acompañaba, Y que otros que con él habian venido En las puertas se habian detenido.

Entró en esto Talisco, y rebosando
De gozo á sus pies puesto el importante
Pliego entregó; Cortés rasgó volando
El sobrescrito y lo leyó al instante,
Cada vez mas los lances admirando
De la conspiracion, y la brillante
Victoria conseguida, dando al cielo
Gracias que tras del riesgo envió el consuelo.

### 103.

Mas no le causó poco sentimiento
Lo que en él Alvarado le añadia,
Que siete dias antes del sangriento
Ataque, á Yuste despachado habia
Con diez Zempoales de acompañamiento
Y otro pliego para él, pues ya debia
Con sobra haber llegado á aquel destino,
A no tener desgracia en el camino.

# 104.

Preguntando al Zempoal inteligente,
Las particularidades del horrendo
Combate, lo contó menudamente,
Y le dixo tambien lo que viniendo
Le aconteció con la emboscada gente;

Mas Señor, añadió, fue muy plausible

Encuentro, pues aquí me han conducido

Sin saber quienes son, ni á qué han venido.

105.

Vuelto entonces Cortés al que veia Con él, mandó que hablase. Arrodillado El Indio dixo: "Gran Señor, me envia "A anunciar su llegada el desgraciado "Lemano, que anteriormente obtenia "El Reyno de Tezcuco, ahora usurpado "Por un tirano, y á pedir licencia "Para poder venir á tu presencia.

#### 106.

"El mancebo, Señor, de quien ahora "Os acaba de hablar mi compañero "Es este gran Monarca, y la Señora "Es su infeliz esposa, que del fiero "Desastre tambien víctima, no implora "Con menos rendimiento ese guerrero "Brazo, para el soberbio formidable, "Y del humilde escudo incontrastable.

Respondióle Cortés con mucho agrado;

"Decid á vuestro Príncipe, que puede

"Con su esposa venir, asegurado

"Que compadezco lo que le sucede,

"Que si admiten la casa de un soldado,

"Tendré el honor de que esta los hospede,

"Por último que á entrambos como es justo,

"Serviré en todo con el mayor gusto.

Despidiéndose el Indio, á poco rato
Vino la comitiva forastera,
No trayendo Lemano mas ornato
Que la manchada piel de una pantera.
Por distintivo. Luego que inmediato
A Hernando estuvo, habló de esta manera:
"Ilustre Capitan, desde este dia
"Graduaré de feliz la suerte mia.

# 109.

» He conseguido en el ver cara á cara,

» Al varon generoso que ha venido

» A destruir los tiranos, al que ampara

» La oprimida inocencia. Aunque he sufrido

» Tantos trabajos, á otros arrostrara

» Mayores, solo por haber tenido

» Tan gran satisfaccion, acompañado

» De esta mi tierna esposa y mi hijo amado.

#### 110.

» Juzgo que no estareis menos gozoso

» Que yo mismo este dia; pues el cielo

» Siempre que forma un heroe prodigioso

» Qual vos, que represente en este suelo

» Su grandeza, le dota cuidadoso

"De tal nobleza y de tan puro zelo,

» Que de sus beneficios se complace,

» Aun mas que el infeliz á quien los hace.

» Sobre tales principios establezco

» La confianza que aquí me ha encaminado.

» Señor, respondió Hernando, compadezco

» Vuestras desgracias, de que me ha informado

» En parte el mensagero, y os ofrezco

» Mi proteccion; pero ahora aquí á mi lado

» Con vuestra esposa descansad tranquilo,

» Antes que de ellas refirais el hilo.

#### II2.

Sentáronse, y Cortés mandó traxeran Algunos exquisitos alimentos, Y que su comitiva conduxeran A los determinados aposentos, En donde atentamente les sirvieran Lo que necesitasen. Muy contentos Los Príncipes, de gracias le colmáron, Y sus fuerzas comiendo restauráron.

# CANTO DECIMOQUINTO.

ARGUMENTO.

Despues de descansar resiere á Hernando El Príncipe Lemano su curiosa Historia. A Martin Lopez encargando Cortés la construccion dificultosa De las naves, y á México marchando Despues de una refriega peligrosa, Con Alvarado en el quartel unido, Se ve el siguiente dia acometido.

I.

Saciado el apetito, repetida Su gratitud, contó de esta manera El desdichado Príncipe su vida:

- » Aunque en mi narracion ser breve quiera,
- » No puedo, porque está la serie unida
- De mis trabajos desde la primera
- » Desgracia, que lo fue el haber nacido
- » Heredero de un Príncipe querido.

2.

- "En Tezcuco nací, como ya sabes;
- » Fuéron mis padres Cloro y Ledonia,
- » Reyes del pueblo amados por las suaves
- » Costumbres, cuyos nombres hasta el dia
- » Grato venera. Los negocios graves,
- » Anexos á una grande monarquía,
- » No impidiéron pusiesen en criarme
- »Un afan de que no puedo olvidarme.

» Motezuma por ellos preocupado,

- Despues de mucho tiempo, con decreto
- » Inhumano prohibió que el suspirado
- » Enlace nuestro se llevase á efecto;
- "Y para que este golpe, que aterrado
- » Dexó á mi padre, fuese mas completo,
- » Mandó que Elmina en manos se entregase
- "De Belorano, hasta que se casase.

#### ŦO.

- » Mi padre abrió los ojos al momento
- » Que la órden recibió, y reconocida
- » La oculta trama, puso en movimiento
- "Todos sus valedores, repetida
- » La instancia, antes que diese cumplimiento
- » A aquella providencia aborrecida;
- » Pero en vano, pues otra mas severa
- » Le precisó á cumplir con la primera.

#### TT:

- » Quién podrá figurarse la amargura
- » Con que nos inundó aquella terrible
- » Noticia á todos! Una nube obscura
- » Cubrió mi corazon; como insensible
- » Largo rato quedé, aunque la ternura
- »De mi padre ocultaba en lo posible.
- » Las tristes consequencias que temia,
- "Y de esperanzas nos entretenia.

"Elmina desmayada, moribunda

"Fue, ay de mi! de mis brazos arrancada,

» A pesar de mi rabia furibunda,

» Y á México cruelmente trasladada.

» Mi padre, aunque oprimido de profunda

» Tristeza que cortaba apresurada

» Interiormente el hilo de su vida,

» Procuraba esforzar mi alma abatida.

# 13.

"Mas trabajaba en vano: al fin él mismo
"Que sus fuerzas faltaban conociendo,
"Antes que un repentino parasismo
"Se lo impidiera, tiernamente asiendo
"De mi mano me dixo: Un negro abismo
De penas mis sentidos absorbiendo
Me acaba, y tanto mas desconsolado,
Ouanto te dexo en tan funesto estado.

#### I 4.

No pretendo, hijo mio, que insensible A tu justo dolor lo olvides presto; Pero sí que hagas todo lo posible Para aliviarte de él, y que dispuesto Estés á padecer qualquier terrible Reves, de aquellos á que siempre expuesto Estarás en el mundo, con aliento, Sin dexarte vencer del sentimiento. Yo no puedo tener tanta firmeza En mi edad, de vigor desfallecida; Pero tú sí en la tuya. Alza, endereza Esa frente. Tu madre consumida Al verte devorado de tristeza, No tiene otro consuelo en esta vida Que tú, quando yo falte; así procura No acabar de llenarla de amargura.

#### 16.

#### 17

» Mientras que yo el cadáver sin ruido » En el lecho cubria, acelerada, » Mi tardanza extrañando, habia venido » Hasta la puerta ya. Quise la entrada » Estorbarla, diciendo que dormido » Mi padre estaba; pero mi forzada » Serenidad reconoció de modo, » Que en el instante se lo pensó todo. » Fue imposible ocultárselo, y cediendo » A aquel nuevo dolor, el mismo dia » Acompañó á su esposo. No pretendo » Mi angustia describir, pues no seria » Justo, ó Señor, estar entreteniendo » La atencion, que con tanta cortesía » Dais á mi triste historia, y relataros » Cosa que sin decir podeis pensaros.

#### 19.

» Pocos dias despues de sepultados » Mis padres, supe por noticia cierta, Que en breve se verian desposados » Teuxîn y Elmina; que esta casi muerta » De pena, en medio de desapiadados » Bárbaros, no encontraba ya otra puerta » Para evitar ultrajes inhumanos, » Que una pronta obediencia á sus tiranos.

» Cedí al furor, marché inmediatamente » A México, contando que sabria » Cacumacin mi tio exactamente » El estado de todo, y tomaria » Interes en mis penas, totalmente » Ignorando la parte que él tenia » En ellas; á su casa pasé á hablarle, » Y comencé sencillo á consultarle.

"No puede ponderarse el afectuoso "Modo con que me oyó. Sobrino amado, Exclamó, me es sin duda doloroso Decir que está el asunto en tal estado, Que solo un atentado valeroso Puede lavar tu honor y el desgraciado Sacrificio impedir, aun mas sensible A Elmina, que la muerte mas horrible.

#### 22.

Del Monarca engañado ya no espero Justicia, pues por mas que he repetido Mis ruegos, cada instante mas entero, Su cruel capricho quiere ver cumplido. Así que no hay mas medio considero Que el de robar á Elmina, y escondido Con ella en un parage de confianza, Esperar de los tiempos la mudanza.

# 23.

Puesto seguro tengo ya pensado
Para este fin, y siempre que tú quieras.
Medio para que el robo veas logrado.

"Fuéron estas palabras lisonjeras
"Bálsamo para mí. A sus pies postrado
"Le colmé de las gracias mas sinceras,
"Y arrojándome al hecho temerario,

» Me ausenté á disponer lo necesario.

"Fue imposible ocultárselo, y cediendo "A aquel nuevo dolor, el mismo dia "Acompañó á su esposo. No pretendo "Mi angustia describir, pues no seria "Justo, ó Señor, estar entreteniendo "La atencion, que con tanta cortesía "Dais á mi triste historia, y relataros "Cosa que sin decir podeis pensaros.

# 19.

"Pocos dias despues de sepultados "Mis padres, supe por noticia cierta, "Que en breve se verian desposados "Teuxín y Elmina; que esta casi muerta "De pena, en medio de desapiadados "Bárbaros, no encontraba ya otra puerta "Para evitar ultrajes inhumanos, "Que una pronta obediencia á sus tiranos.

#### 20.

"Cedí al furor, marché inmediatamente "A México, contando que sabria "Cacumacin mi tio exactamente "El estado de todo, y tomaria "Interes en mis penas, totalmente "Ignorando la parte que él tenia "En ellas; á su casa pasé á hablarle, "Y comencé sencillo á consultarle. » Que Teuxîn en la casa residia,

» En guardarla velando cuidadoso;

» Que uno de sus sirvientes, que era espía

"De mi tio, ofrecia el peligroso

» Robo facilitar, y que á otro dia

"Del modo y hora propia noticioso

» Por él, me informaria, y arreglado

» Todo daria el golpe asegurado.

### 28.

» Con efecto, á otro dia, señalada.

» La hora y el modo, juntos mis guerreros

» Amigos, quando vimos ya enlutada

» La ciudad entre sombras, los primeros

» Marchamos siete, y á la deshilada

» Siguiéron los restantes compañeros

»En profundo silencio, ya instruidos,

» Y de excelentes armas prevenidos.

#### 2 Q.

» Belorano tenia dos suntuosas

» Casas, una en la Corte, y otra fuera

"De los muros. En esta las ociosas

"Temporadas pasaba, y en ella era

"Donde por evitar las sospechosas

» Visitas, la afligida prisionera

» Custodiada moraba en compañía

"De Teuxîn, quando estar él no podia.

Despidiéndose el Indio, á poco rato Vino la comitiva forastera, No trayendo Lemano mas ornato Que la manchada piel de una pantera. Por distintivo. Luego que inmediato A Hernando estuvo, habló de esta manera: "Ilustre Capitan, desde este dia "Graduaré de feliz la suerte mia.

# 109.

"He conseguido en el ver cara á cara,
"Al varon generoso que ha venido
"A destruir los tiranos, al que ampara
"La oprimida inocencia. Aunque he sufrido
"Tantos trabajos, á otros arrostrara
"Mayores, solo por haber tenido
"Tan gran satisfaccion, acompañado
"De esta mi tierna esposa y mi hijo amado.

## IIO.

"Juzgo que no estareis menos gozoso
"Que yo mismo este dia; pues el cielo
"Siempre que forma un heroe prodigioso
"Qual vos, que represente en este suelo
"Su grandeza, le dota cuidadoso
"De tal nobleza y de tan puro zelo,
"Que de sus beneficios se complace,
"Aun mas que el infeliz á quien los hace.

Eso no, repliqué, brotando fuego Por los ojos; si junto aquí estuviera Todo el infierno, de mi furor ciego Ni un solo instante el curso detuviera. Piensa pues en servirme desde luego, O serás tú la víctima primera. Señor, me respondió, ya al riesgo expuesto, A daros gusto en todo estoy dispuesto.

Pero quisiera que antes, escondido Vieseis la sala en que ahora estan cenando, Pues teniendo el terreno conocido, Con mas acierto el golpe executando, Quizás lo lograrémos sin ruido. » Convine, y por la huerta atravesando, » A una oculta escalera me conduxo, » Y en un pequeño quarto me introduxo.

35. » Desde él ya claramente se sentia » El festivo rumor, y el replicado » Estruendo de los platos. No cabia »El aliento en mi pecho dilatado. » Llevado de la mano por mi guia, » Por un obscuro corredor, callado » Llegué por fin á una pequeña puerta » Que al salon daba, y encontré entreabierta. "Pensaba que era zumba proyectada "Por los sirvientes, dixo muy severo: Quién ha sido el autor de tan osada Burla? Yo, respondi con rostro fiero: Lemano, á quien cruelmente violada La justicia mas clara atropellasteis, Y la esposa y el trono arrebatasteis.

43.

Y aquel que se moviere de su asiento, O pensare en hacerme resistencia, Con sangre pagará su atrevimiento. » Elmina, al oir mi voz con gran presencia » De ánimo y con ligero movimiento, » Se puso tras de mí. La concurrencia » Quedó aterrada sin saber que hacerse, » Los sirvientes pasmados sin moverse.

# 44.

» Por la principal puerta en esto entráron
» Los otros diez valientes camaradas,
» Y al rededor de mí se colocáron,
» Levantadas en alto las espadas,
» Con lo que mas y mas se acobardáron
» Aquellas gentes viles y malvadas;
» Teuxîn con todo de su susto vuelto,
» A los suyos gritó en tono resuelto.

Y hemos de permitir que unos osados Ladrones se nos burlen, oprimiendo Vilmente á tantos hombres alentados? » Al decir esto, de un cuchillo asiendo » Acia mí se abalanza: alborotados » Los restantes le imitan: un horrendo » Clamor la dilatada sala atruena, » Y da principio á la sangrienta escena.

46.

» Bancos, sillas y mesas derribadas, » Fuentes, platos, manjares caen al suelo; » Jarros, vasos, y tazas arrojadas » Con poderoso esfuerzo, van de vuelo » A dar en las cabezas. Las espadas » En las desnudas carnes sin rezelo » Cortan, destrozan. El estruendo crece, » Y la estrecha refriega se encrudece.

47.

"Por fortuna. Sin ellas confundidas
"Por fortuna. Sin ellas confundidas
"En tinieblas las gentes que peleaban,
"Facilmente forzaran la salidas
"Los muchos enemigos que anhelaban
"Escapar del peligro, ó que querian
"Ir á buscar las armas que tenian.

Tomo vi.

» Teuxîn que, como dixe, embravecido

» Contra mí se arrojó, manchó el primero

» El suelo con su sangre. Recibiendo

» Su impetu con un dardo, que ligero

» Le meti por el pecho, con gemido

» Mortal concluyó el sueño lisonjero

»De esposas, tronos y de edad florida.

» Suerte bien justamente merecida!

49.

»Los demas largo rato resistiéron,

» Pero las armas eran desiguales

» Para poder vencer. Así perdiéron

» Muchos de ellos la vida á los mortales

» Golpes de las espadas. Se rindiéron

» Los restantes. Temiendo las fatales

» Resultas de un perdon no merecido,

» Iba á darles la muerte enfurecido:

50.

» Quando Elmina llorando enternecida, » Asiendome la mano: dulce esposo, Exclamó, si mi súplica rendida Algun precio merece en tu piadoso Corazon, da á estos míseros la vida; No manches en su sangre el victorioso Acero, á las hazañas destinado, No á encarnizarse con el desdichado. » Motezuma por ellos preocupado,

» Despues de mucho tiempo, con decreto

» Inhumano prohibió que el suspirado

» Enlace nuestro se llevase á efecto;

"Y para que este golpe, que aterrado

» Dexó á mi padre, fuese mas completo,

» Mandó que Elmina en manos se entregase

»De Belorano, hasta que se casase.

#### TO.

» Mi padre abrió los ojos al momento

» Que la órden recibió, y reconocida

» La oculta trama, puso en movimiento

» Todos sus valedores, repetida

» La instancia, antes que diese cumplimiento

» A aquella providencia aborrecida;

» Pero en vano, pues otra mas severa

» Le precisó á cumplir con la primera.

#### II:

» Quién podrá figurarse la amargura

» Con que nos inundó aquella terrible

» Noticia á todos! Una nube obscura

» Cubrió mi corazon; como insensible

» Largo rato quedé, aunque la ternura

»De mi padre ocultaba en lo posible.

"Las tristes consequencias que temia,

» Y de esperanzas nos entretenia.

Sé con toda certeza que te vende, Que él mismo ha sostenido á Belorano En su empeño, y presumo que pretende, Pues dices que este intento te ha hecho llano, Destruirnos, persuadido que depende, Siendo el pariente nuestro mas cercano, El que consiga el trono, de que pueda, Muerto Teuxín, perder al que lo hereda.

55.

- » Como si me quitaran una espesa
- » Venda; estas reflexiones de repente
- » Pusiéron á mi vista la traviesa
- » Intencion de mi tio, y con prudente
- » Pensamiento, dispuse á toda priesa
- » Atravesar el lago con mi gente,
- » En lugar de acudir al escondido
- » Refugio, que él me habia prevenido.

# ۲6.

- » Era ya media noche, caminamos
- » Sin parar hasta muy entrado el dia
- » Huyendo de poblado, y descansamos
- » En un bosque, hasta tanto que la fria
- » Sombra volvió á cubrirnos. Continuamos
- » Nuestro camiño así, con la alegria
- » Posible, entre trabajos nunca usados,
- » Mal-dermidos y peor alimentados.

» Sobre tales principios establezco

» La confianza que aquí me ha encaminado.

» Señor, respondió Hernando, compadezco

"> Vuestras desgracias, de que me ha informado

» En parte el mensagero, y os ofrezco

» Mi proteccion; pero ahora aquí á mi lado

» Con vuestra esposa descansad tranquilo,

» Antes que de ellas refirais el hilo.

#### II2.

Sentáronse, y Cortés mandó traxeran Algunos exquisitos alimentos, Y que su comitiva conduxeran A los determinados aposentos, En donde atentamente les sirvieran Lo que necesitasen. Muy contentos Los Príncipes, de gracias le colmáron, Y sus fuerzas comiendo restauráron.

"Bien podeis figuraros los forzosos

» Duros trabajos, que hemos padecido

» Entre extrangeros aunque mas piadosos

» Sean, en los cinco años que han corrido

» Desde la fuga nuestra. Por dichosos

» Con todo nos tenemos, pues sabido

» Vuestro arribo á esta tierra, disfrutamos

»De una felicidad que no esperamos.

# 61.

» Perdonadme, Señor, si arrebatado

» De la memoria de mis crueles penas,

»O del presente gozo, me he alargado

» En pintar melancólicas escenas,

» Y tu atenta bondad he fatigado,

"Ya que gracias al cielo veo llenas

» Mis esperanzas, con la grata audiencia

» Que he merecido á tu beneficencia.

### 62.

Lemano concluyó, y compadecido
Le prometió Cortés su generosa
Proteccion, hasta verle establecido
Otra vez en el trono con su esposa;
Entre los dos quedando convenido,
Que mientras que Cortés la sediciosa
Capital á obediencia reducia,
En Zempoala con ella se estaria.

Entre tanto un segundo mensagero Llegó á Cortés de parte de Alvarado, Que con menos tardanza que el primero Vino, en un pasaporte asegurado Del nuevo Emperador, Abrió ligero El grato pliego, y se quedó admirado De la tregua, gozoso de que daba Tanto tiempo al socorro que intentaba.

64.

Las circunstancias todas meditando,
De quanto en ámbos pliegos se decia
Sobre aquellos sucesos, juzgó Hernando
Que el ciego pueblo ya no cederia
A medio alguno moderado y blando,
Y que así precisado se veria
A usar de su poder para domarle,
Y al legítimo dueño restaurarle.

65. .

A esta empresa tan justa le alentaba,
Ademas de su gloria, el tierno afecto
Que al triste Motezuma profesaba,
El sacar á Alvarado del aprieto,
Y con mas estrechez aun le obligaba,
Siendo vasallo, que tuviese efecto
El nombramiento de su Soberano,
A la herencia del Reyno Mexicano.

Discurriendo tambien que dependia La suerte del Imperio, de que fuera Reducida la Corte, y que seria Esto imposible, mientras no se hiciera Dueño de los dos lagos que tenia Al rededor, mediante una ligera Esquadra, le acudió su entendimiento Con el mas oportuno pensamiento.

. 6**7.** 

A Tlascala dispuso que pasase
Martin Lopez, artista inteligente
En construccion de naves, que tratase
Con el Senado de obtener la gente,
Y los auxílios que necesitase,
Para poder construir cómodamente,
Cortando la madera en sus confines,
Hasta trece ligeros bergantines.

68.

Que estos todos, en piezas separadas
Fabricara, de modo que pudieran
Ser á hombros fácilmente transportadas,
Estando para siempre que quisieran
Unirlas, todas ellas numeradas;
Que en fin para que á su órden dirigieran
Los trabajos, llevase diez instruidos
Españoles por él mismo elegidos.

Tomó Lopez al punto, acompañado De los diez ya nombrados, el camino De Tlascala, y Hernando convocado El belicoso exército, previno, Que el dia siguiente pronto y ordenado Estuviese á marchar, quando al vecino Monte sus claras luces asomasen, Y en tanto á descansar se retirasen.

70.

Ya las nocturnas sombras se esparcian Por la vasta campiña aceleradas, Y las Hispanas tropas que tenian Todas sus prevenciones arregladas Para la marcha, hablando entretenian Las perezosas horas, asomadas Las gentes á menudo á la ventana, Para ver si apuntaba la mañana.

71.

Apenas su vislumbre en el oriente
Se notó, al eco del clarin sonoro,
Formadas las esquadras prontamente,
Antes que el sol con sus raudales de oro
Desterrase del cielo totalmente,
De las estrellas el brillante coro,
Del Cacique y del pueblo despedidos,
A México marcháron dirigidos.

Tres dias sin tropiezo camináron,
Pero hallando la tierra despoblada,
Al punto que á Tlascala atras dexáron,
Porque los Indios con apresurada
Huida sus familias retiráron,
Y en el campo quedó la gente armada,
Los pasos peligrosos ocupando,
Con ataques la marcha retardando.

73.

De seis mil Indios que Cortés llevaba Zempoales, Chinantecas, Tlascalános, Cuidadoso formó una esquadra brava De setecientos jóvenes lozanos, Encargándola á Talma como usaba, Para que de los bosques y pantanos, Llevando á los demas la delantera, Los importunos bárbaros barriera.

74.

Con esto consiguió no molestase
Al exército aquella desmandada
Gente vulgar, pues antes que llegase
A un paso estrecho, estaba ya ahuyentada.
Sin que reñida oposicion se hallase,
Se llegó en fin á una ciudad llamada
Tepeaca, de muralla defendida,
Como la de Tabasco construida.

75

Los Caciques allí se habian juntado
De los contornos, y con numerosas
Tropas del paisanage bien armado
Pensaban resistir; con injuriosas
Voces desafiando al alentado
Español, disparando mil ociosas
Flechas, quando aun estaba á gran distancia,
Encubriendo el temor con la arrogancia.

76.

Hizo avanzar Cortés la artillería,
Que con horribles llamas contra el muro
Comenzó á disparar. Se disponia
En tanto en tres columnas para el duro
Asalto la Española infantería,
Mas los paisanos, que en igual apuro
Jamas se habian visto, atropelláron
Sus xefes, y ácia un monte se escapáron.

77.

Era tan grande el miedo que llevaban; Que las armas teniendo á impedimento, Aun los arcos y flechas arrojaban, Trepando por las cuestas como el viento. Los Hispanos que todo lo observaban Reian, y con pronto movimiento Les iban á seguir, mas desdeñando La infeliz gente los detuvo Hernando. Por órden suya lentamente entráron En la ciudad desierta, y de manera De víveres provista la encontráron, Que sin que nadie tasa les pusiera, Todos á su placer se regaláron, Desde los Oficiales de alta esfera Sin distincion, hasta el menor sirviente, Pasando todo el dia alegremente.

79.

Mas interrumpió el gozo un impensado Triste hallazgo. Curioso recorriendo Cortés el pueblo, llega á un elevado Adoratorio, y una puerta abriendo, Que daba entrada al torreon de un lado, Se queda absorto, en la pared leyendo De un pequeño aposento que allí habia, Un letrero Español que así decia.

# 80.

- » En este quarto estuvo prisionero
- "Yuste con seis Zempoales. Su destino
- » Fue el bañar con su sangre el carnicero
- » Simulacro infernal. En el camino
- »De México por este pueblo fiero
- » Cogido fue á traicion. O peregrino!
- » Pues tan amargo fin tuvo en el suelo,
- » Pide al Señor que su alma lleve al cielo.

Cortés y todos los que allí presentes Estaban, de aquel caso horrorizados, Registráron el templo y las pendientes Sartas de calaveras; apurados Reconociendo aquellas mas recientes, Hasta hallar la del triste. Asegurados De haber dado con ella la enterráron, Y por su alma al Eterno suplicáron.

82

Bramaban los Hispanos por venganza
De la traicion infame, cometida
Con el desventurado en la confianza
De la paz, que aun no estaba interrumpida,
Y á no ser por Hernando, sin tardanza
Aquella gente ciega enfurecida,
Hubiera perseguido al enemigo,
Y hecho en él el mas bárbaro castigo.

83.

Pero el respeto al General contuvo
Su ardiente rabia. Llenos de impaciencia
Esperáron el dia. Apenas hubo
Alegrado el oriente su presencia,
Quando el feroz exército órden tuvo
De moverse; y con presta diligencia
Formado, la ciudad abandonando,
Acia el montecinmediato fue marchando.

Se habian hecho fuertes en su altura Los bárbaros. Cortés reconociendo Que era preciso darles una dura Leccion, para escarmiento del horrendo Atentado, y á fin de que segura Fuese la marcha, ácia ellos conduciendo Su exército, cedió á las apuradas Instancias de sus tropas irritadas.

85.

La subida era larga, y tan pendiente Que era preciso que el que atras venia Al delantero sostuviese. El frente De la alta cumbre todo se veia Cubierto de Indios ventajosamente Situados sobre peñas. Parecia Que el arte las habia allí juntado, Y de muros la altura coronado.

86.

Ellos juzgando alegres, imposible
Ser en aquel parage acometidos,
Hacian mosa con clamor terrible,
Al ver los Españoles dirigidos
A intentarlo. Mas estos de increible
Ardor, al oir sus burlas impelidos,
La áspera cuesta rápidos trepaban,
Y en las picas y espadas se apoyaban.

Qual oso fiero, que en la silenciosa Espesa selva andando descuidado, Se siente herido desde la frondosa Copa de un árbol, en que asegurado Se juzga el cazador, y con rabiosa Fuerza al tronco del árbol agarçado, Por él se sube, sin que la escopeta Le intimide, ó la aguda bayoneta:

88.

Así seguia el Español valiente
Su empeño, sin pararle el prodigioso
Número de peñascos, que la gente
Enemiga arrojaba sin reposo
De lo alto, y que á manera de torrente
Corriendo cada vez mas impetuoso,
O dando horribles saltos deshacia,
Todo quanto á su furia se oponia.

89.

La cuesta toda estaba ya sembrada
De víctimas sangrientas de la dura
Tormenta. Este una pierna destrozada,
Aquel entrambas, otro sin figura
De hombre hecho una tortilla. A uno acabada
La vida, daba pronta sepultura
La misma peña encima del parando,
Otro revuelto en ella iba rodando.

90.

Pero nada desmaya á los guerreros.

Estando á tiro ya, en vano una espesa
Lluvia de flechas sobre los primeros
De la alta cima de caer no cesa.

A ella llegan al fin, y embisten fieros
A los bárbaros. Sigue á toda priesa
La demas tropa, y ya en igual terreno
A su ira detenida suelta el freno.

91.

Rompen la muchedumbre amontonada, Matan, destrozan, hacen espantosa Carnicería, á la piedad cerrada La puerta. Se dispersa temerosa La plebe vil, y huyendo de la espada Enemiga, ó se estrella en la escabrosa Cuesta, ó va á dar en la caballería, Que las faldas del monte guarnecia.

92.

Muy pocos se escapáron de la horrible Matanza, en fuerza de la compasiva Proteccion de Cortés; este, sensible A su infelicidad, dió executiva Orden de contenerse á la terrible Tropa, que un alma no dexara viva, Cebada en la venganza carnicera, Si su presencia no la detuviera.

Recogiéron algunos prisioneros,

Que á sus pies al instante presentados,
Imploráron con ruegos lastimeros
Su piedad, rezelando amedrentados,
Que habian ya llegado los postreros
Momentos á sus vidas señalados.

Mas del susto yolviéron prontamente,
Tratados por Cortés benignamente.

#### 94.

Despues de haber severo reprehendido
La infamia hecha con Yuste, ponderando
El castigo por ella merecido,
Perdonó á todos ellos, encargando,
Que libre cada qual á su partido
Y poblacion volviese, y comparando
De la guerra y la paz la diferencia,
Procediesen con él en consequencia.

95.

Llenos de gratitud y de alegria

Se despidiéron de él, que nuevamente

A la ciudad, volvió en donde queria

Permanecer el tiempo que pendiente

La Mexicana tregua permitia,

Deseoso de ver si la reciente

Victoria á aquellos Indios aterraba,

Y á hacer la paz con él los inclinaba.

Vió con efecto en breve realizados Sus pensamientos, pues el inmediato Medio dia viniéron diputados De todos los contornos, y con grato Noble recibimiento agasajados, Diéron principio de la paz al trato, Cuyo exemplo en dos dias esparcido, De toda la provincia fue seguido.

97.

Convenidos los pactos, la obediencia Para siempre juráron al Hispano Monarca, y despues de esta diligencia Siguió su marcha el Español ufano; Sin tropezar con nueva resistencia Llegó á orillas del lago Mexicano, Y encontrando á Tezcuco abandonada, A México guió por su calzada.

98.

Guatimocin, que estaba noticioso
De su proximidad, habia mandado
Dexarle el paso libre, deseoso
De verlo todo en México encerrado,
Para acabar de un golpe aquel odioso
Enemigo, en su fuerza asegurado,
Pues doscientos mil hombres ya contaba,
Sin otros tantos que la ciudad daba.

Belorano escapado felizmente

Del quartel, ya seguro se veia

A su lado, pedido inútilmente

Por Alvarado. El inmediato dia

La tregua se acababa, y con ardiente

Eficacia el ataque prevenia

Guatimocin, ansioso deseando

Para emprenderlo, que llegase Hernando.

#### 100.

No tardó mucho en verse satisfecho, Pues al caer de la tarde, con banderas Desplegadas entró; marchó derecho Al Español quartel con sus guerreras Huestes, y recibido con estrecho Abrazo de Alvarado, á las primeras Noticias del estado de las cosas, Tomó las providencias mas juiciosas.

#### IOI.

Pasó entre tanto que se executaban
A estar con Motezuma, que gozoso
Le abrazó. Al ver con todo que asomaban
Sus lágrimas, pensando el doloroso
Estado en que sus cosas se encontraban,
Penetrando la causa, generoso
Le consoló Cortés, con reiterarle
La palabra ya dada de vengarle.

Con sus dulces promesas animado
Le dixo Motezuma: "No seria,
"Señor, inútil ni desacertado,
"Que á ese pérfido pueblo si venia
"A atacarnos mañana, colocado
"En un balcon le hablase yo. Me oiria
"Sin duda, y mis palabras y presencia
"Podrian quizá volverlo á la obediencia.

# 103.

No pareció infundado el pensamiento

A Cortés, que al Monarca tributadas

Las justas gracias, lo adoptó al momento.

Se despidió, y sus tropas fatigadas

Repartió en el capaz alojamiento,

Disponiendo que al punto separadas

En ranchos la comida preparasen,

Y los débiles cuerpos restaurasen.

# 104.

Toda la noche se pasó velando,
Haciendo las precisas prevenciones,
A los nuevos guerreros enterando
Del modo de situar sus batallones
En puestos ventajosos, colocando
El cuerpo de artilleros y cañones
Que con Cortés venian, y la ardiente
Esquadra de caballos igualmente.

105.

Vasto silencio en la ciudad reynaba,
Ni el mas leve murmullo se sentia;
El Mexicano quieto reposaba
Por órden del Monarca, que tenia
Puestas las guardias que necesitaba
Para seguridad, y que queria
Que para la refriega se alentara,
Durmiendo hasta el momento que empezara.

## 106.

Cortés que proyectaba, á ser posible, Evitar la efusion de sangre humana, Reflexîonando que era muy factible Que fuese acometido la mañana Inmediata, dispuso que el terrible Cañon callara, aunque la Mexicana Gente á las bocas calles se asomase, Y que del muro al pie se la llamase.

107.

Que cerca ya, á los Indios se dixese, Que Motezuma hablarles deseaba, Y pedia que atento se le oyese. Que siempre como padre los amaba, Y que aspiraba, si posible fuese, A que del riesgo cruel que amenazaba Tan sangrienta batalla se libraran, Aunque en pagarle ingratos continuaran. Estaba ya la aurora muy cercana,
Quando el eco de bárbaros acentos
Atronó la ciudad. La Mexicana
Tropa sus estandartes á los vientos
Da en el instante. No menos la Hispana
Animosa se forma, á los alientos
De sonoros clarines, y al abrigo
De su quartel aguarda al enemigo.

# 109.

Por quatro calles al quartel venia En otros tantos cuerpos dividido; El de la izquierda Ismaro dirigia Cacique de Atipac, que habia traido Nueve mil hombres, á quienes seguia Timor con doce mil, y un aguerrido Cuerpo de Toloyuca que pasaba De veinte mil, y Almaro gobernaba.

#### IIO.

Por la inmediata calle el valeroso
Ayloco, acompañado de su hermano
Amarú, va guiando un numeroso
Cuerpo de quince mil, que del lejano
Septentrion concurrian al glorioso
Empeño, y detras de estos Leogano
Rey de Guazacoalco de Marina
Tio, diez mil soldados encamina.

#### III.

De cerca ocho mil hombres van siguiendo, Por el valiente Odino gobernados; Linacura tras de ellos, dirigiendo Viene con Cronio siete mil soldados, La segunda columna concluyendo; A su espalda mil tamenes cargados, Como detras de las restantes vienen De flechas, por si acaban las que tienen.

#### II2.

La tercer calle que á esta se seguia
Era la de Tacuba ancha y hermosa,
Por esta Lepomando conducia,
Ya bueno de su herida, una animosa
Esquadra de diez mil. Otra venia
De ocho mil, y no menos belicosa
Por Pilamono y Puna gobernada,
Y otra igual por Leoton capitaneada.

### 113.

Marcha á la espalda de estos el guerrero Guatimocin con treinta mil soldados, Contándose entre todos el primero El cuerpo de sus guardias, y á sus lados Tetlabaca, Teutile, Aulo y Oldero, Pilpatoe, Belorano, y los nombrados Xalimo, Lango y Cayomande vienen, Que dignamente su confianza obtienen.

114.

Por la calle á derecha últimamente Vienen diez mil guerreros conducidos Por Ledon y Calmaro. Sigue al frente De veinte y seis mil hombres escogidos El Rey Cacumacin. Pausadamente Caminan estos cuerpos divididos, Al compas de los bárbaros acentos, De ingratos discordantes instrumentos.

# CANTO DECIMOSEXTO.

ARGUMENTO.

Apaciguar su pueblo procurando
Desde un balcon una mortal herida
Recibe Motezuma. Detestando
El pueblo mismo aquella nunca oida
Maldad huye, el ataque abandonando.
Diestro Guatimocin su amortecida
Colera resucita, y de repente
El quartel acomete nuevamente.

I.

A la luz de la aurora divisaban

Desde el quartel los cuerpos numerosos,

Que por las quatro calles se acercaban,

Como otros tantos rios caudalosos,

Y en sus ondas sorberlo amenazaban.

Al arma, al arma gritan presurosos

Los centinelas, á los alentados

Hispanos, ya en sus puestos colocados.

2.

El sol ya del Oceano salia, Quando á los Indios en la plaza viéron, Que del quartel al frente se extendia. Desde él en el instante les dixéron Conforme á lo mandado, que queria Hablarles Motezuma. Detuviéron El paso de este aviso desconfiando, Largo rato indecisos fluctuando. Al fin con repentino movimiento

Los de adelante al muro se arrimáron,

Por mas que varios xefes el intento

Estorbar con sus voces procuráron.

Los que venian en su seguimiento,

De manera en las calles se apretáron,

Que hasta Guatimocin ningun expreso

Llegar pudo, á avisarle del suceso.

4

Confuso sin saber en que pendia Aquel tumulto, en conocer lo que era Se esforzó en vano. Motezuma habia Salido ya al balcon, á la guerrera Gente, que todo el ámbito cubria De la plaza, mandando que estuviera En silencio; mas tal era el ruido, Que tardó largo rato en ser oido.

5.

Consiguiólo por fin, y magestuoso
De las Reales insignias adornado,
Así se explicó al pueblo, que dudoso
Entre el odio y respeto, arrodillado
En gran parte le oia, aunque orgulloso
El restante en las picas afirmado
En pie quedó: » Vasallos seducidos,
» A un amoroso padre dad oidos.

»Reprimid el furor injusto y ciego,

» Que os ha puesto las armas en la mano;

» Os lo manda, si no es bastante el ruego,

» El legítimo y solo Soberano,

» Que el cielo os dió. Protesto desde luego

» Que no me mueve el interes humano;

» La ofensa sí á los Dioses inmortales,

Y el evitaros un sin fin de males.

#### 7.

» Al cielo y á la tierra habeis faltado,

» Al cielo quebrantando el juramento,

» Tomándoos un poder que no os ha dado.

» A la tierra dexando un monumento

» A la posteridad de haber violado

» La lealtad. Mas tal atrevimiento

» Disculpa en parte mi bondad, pues creo,

» Que en los medios errais, no en el deseo.

#### 8.

» Persuadidos que entre estos extrangeros,

» No siendo así, forzado me veia,

» Os airasteis, y amándome sinceros

» El bien deseando de la Monarquía,

» Cedisteis sin reparo á los primeros

» Impetus de este zelo, que debia

» Pareceros muy justo, aunque engañoso,

» Dando así en el extremo mas dañoso.

» Ignorabais que estaban convenidos

» En marchar los Hispanos á su tierra,

» Como aun lo estan, y algunos fementidos,

» Que por desgracia nuestra Corte encierra,

"De su ambicion particular movidos,

» Lográron arrojaros á una guerra

» Cruel é inútil, y precipitaros

» A una traicion, que no quiero acordaros.

#### IO.

» Volved, pues, en vosotros prontamente.

» Abandonad esos facinerosos,

» Que os han alucinado infamemente,

» Por lograr sus intentos ambiciosos.

» No aventureis lo que tranquilamente

» Teneis ya conseguido, á los dudosos

» Hazares de las armas; y mudados

» Aplacad á los Dioses irritados.

#### II.

Prosiguió en este tono persuadiendo Al pueblo, que ya dócil le escuchaba. Mas la fiera Discordia que atendiendo A impedir la quietud allí se hallaba, Furiosa las culebras sacudiendo De la cabeza, vuela adonde estaba En la plaza impaciente Lepomando, De la suspension de armas blasfemando. Tomada de un anciano la figura
Llamado Oljamo, á quien el jóven fuerte
Qual padre respetaba, con voz dura
Le dice: "quién pudiera conocerte
"Viéndote estar en esta coyuntura
"Con tal sosiego? de la misma suerte
"Que un vil esclavo, mano sobre mano,
"Dexas que engañe al pueblo ese tirano?

#### 13.

"No es esta la esperanza que tenia
"Tu fiel Oljamo, quando enagenado
"De gozo, en tus niñeces descubria
"Señales del valor mas arrojado.
"Yo mismo ahora, si la vejez fria
"No lo impidiese, interrumpiera osado
"Esta plática odiosa, descubriendo
"Su engaño, y renovara el choque horrendo.

### I 4.

"Tienes razon, responde enardecido El fiero jóven, y la voz alzando.
"No oigais á ese tirano envilecido,
"Exclama, que el Imperio deshonrando
"Todo vuestro desprecio ha merecido,
"Y con las armas solas contestando,
"Envolvedle en la ruina prevenida,
"A esa Nacion infame de él querida. Revuelve el mar tranquilo, y encrespadas
Las olas amontona, así el ardiente
Discurso conmovió las sosegadas
Tropas Indianas, que con insolente
Alarido, de pronto barajadas,
Responden con injurias y baldones,
Del confuso Monarca á las razones.

## 16.

Como la agua en caldero puesto al fuego
Largo rato tranquila permanece
Antes que hierva, pero desde luego
Que empieza á hincharse, á toda prisa crec
Con su murmullo su desasosiego;
Por puntos espumosa se enfurece,
Y en el recinto estrecho no cabiendo,
Salta ácia todas partes con estruendo:

## 17.

Así la inmensa multitud de gente,
Del sosiego á la cólera pasando,
Y de esta á un furor ciego, brevemente
Todo humano respeto atropellando,
Una nube de piedras diligente
De dardos y de flechas disparando
A Motezuma, rompe la deseada
Plática felizmente comenzada.

Dos Españoles que á su lado estaban
Con broqueles, á fin de que estuviera
En tal caso á cubierto, se esforzaban
Con ellos á parar la lluvia fiera,
Mas todos sus esfuerzos no alcanzaban
A defenderle, y antes que pudiera
Retirarse, una piedra despedida
De alguna honda le abrió sangrienta herida.

19.

No se supo la mano temeraria

De donde habia partido la funesta

Piedra, ni era posible entre tan varia

Muchedumbre de gente descompuesta.

La diligencia mas extraordinaria,

Ni aun el tiempo que al orbe manifiesta,

Quanto sucede en su extendido giro,

Descubriéron de quien fuese aquel tiro.

20.

En medio de la frente con silbido Terrible vino á darle, y al violento Golpe cayó en el suelo sin sentido. Alzan los Mexicanos al momento Que lo advierten al cielo un alarido Espantoso. El horror y abatimiento Los ocupan, al ver verificado Tan exêcrable y bárbaro atentado. Huyen por todos lados á carrera Sin que nadie los siga. La incesante Ronca voz de la fama pregonera, Hasta la retaguardia mas distante, Lleva al punto la nueva lastimera. Guatimocin dispone en el instante Tocar la retirada, y prontamente Recoge á la ciudad su triste gente.

22.

Los Hispanos con grande sentimiento
De la fatal desgracia, presurosos
Llevan á Motezuma á su aposento;
Los fisicos visitan cuidadosos
La cruel herida, y con conocimiento
Le aplican los remedios. Mas dudosos
Del éxîto, á Cortés que habia llegado,
Le dan á conocer que es arriesgado.

23.

El infeliz Monarca á su sentido Vuelve con ellos, mas de tal manera Sediento de venganza, enfurecido Contra su pueblo, que posible no era Contenerle. Cortés compadecido, En vano le decia que atendiera A estar tranquilo, pues que de otra suerte No era dable librarle de la muerte.

Oue si á la voz de su amistad cedia, En breve con el método y cuidado Fuera de todo riesgo se veria, Quedándole despues tiempo sobrado De castigar la bárbara osadía De sus vasallos; mas que si obstinado A su pasion dañosa se entregaba. De vida y de venganza se privaba.

25.

» Cesad, exclama el fiero Soberano; » La amistad que de vos ahora requiero, » Es que en sangre os bañeis de ese villano » Pueblo, que no dexeis el mas ligero » Rastro de esa ciudad. El Mexicano » Imperio acabe al filo del acero. » Su pronta ruina al universo admire, "Que yo la vea, y que de gozo espire.

## 26.

Diciendo esto de cólera bramaba. Sin que Cortés pudiese sosegarle, Antes la cruda llaga se enconaba De su dolor, y léjos de aplacarle Con sus dulces palabras aumentaba Su furia. Al fin se resolvió á dexarle Por entonces, dando órden á su gente Que le asistiese cuidadosamente.

Guatimocin en tanto discurria
Por todos sus quarteles, animando
Su exército aterrado, y quando el dia
Iba ya ácia el ocaso declinando,
Al pueblo, que era del que mas tenia
Rezelo, en la gran plaza congregando,
De esta manera habló desde un subido
Trono para este efecto prevenido.

## 28.

- »Fieles vasallos, nunca he penetrado
- » Vuestra bondad y lealtad sincera
- » Mejor que en este dia desgraciado.
- »¿En qué otros pechos tal efecto hiciera
- » La pérdida de un Príncipe, que ha dado
- » Tantos motivos de que le tuviera
- » Odio su pueblo, de un hombre tirano,
- » Con vuestros enemigos solo humano?

#### 29.

- »¿Con qué fidelidad, con qué paciencia
- » Su crueldad, su vileza no aguantasteis?
- » De su baxa conducta la indecencia,
- » Cubiertos de vergüenza tolerasteis.
- » Mas qué digo? aun la bárbara insolencia
- » De esa extrangera gente respetasteis,
- » Y si el cielo tan claro, no os mandara
- » Deponerlo del Trono, aun lo ocupara.

» Lealtad justa, digna de elogiarse

"Mientras el Orbe dure, y que merece

"En indelebles mármoles grabarse,

» Quando en ella á los Dioses se obedece;

» Pero que qual delito ha de mirarse,

» Si estos Dioses á quienes pertenece

» Toda la autoridad, la depositan

» Solemnemente en otro, y se la quitan.

## 31

»En este caso estamos ya. Os han dado

"De su alta voluntad pruebas sobradas.

» Por tanto debe ser considerado

» Qualquiera que se oponga á tan sagradas

» Ordenes, como el hombre mas malvado.

» Vosotros no lo sois, y así olvidadas

» Las lisonjas de un pérfido enemigo,

» Agradeced al cielo su castigo.

## **32**.

"La vida y libertad os asegura,

"Las haciendas, las hijas, las esposas,

» Hasta esta época expuestas á la dura

» Voluntad del tirano, á las furiosas

» Pasiones de esa gente cruel é impura.

» El era el protector de sus odiosas

» Empresas, y la anuncia con su muerte,

» No menos pronta y desastrada suerte.

Los aplausos del pueblo interrumpiéron Su astuta arenga. Todos con ardiente Zelo, que renovase le pidieron La suspendida guerra incontinente, Y vencer ó morir le prometiéron. Guatimocin aprovechó hábilmente El momento, y les dixo: » no creía » Menos de vuestro amor y valentía.

34.

» Así de entrambas cosas no dudoso,

» Tengo pensado que al romper la aurora

» Por todos lados el quartel odioso

» Volvamos á asaltar. Id pues ahora

» A cobrar con la cena y el reposo

» Fuerza y aliento, hasta que la sonora

» Guerrera trompa, á la hora perentoria.

» Mas que á un combate os llame á una victoria

35.

El inmenso concurso despedido
Cada qual á su casa alegremente
Fue á descansar. Guatimocin seguido
De sus primeros Xefes diligente
Corrió guardia por guardia, y prevenido
Todo con el escudo reluciente
Por cabecera, y en el suelo duro,
Breve rato del sueño dió al apuro.

No menos cauto por su parte Hernando, Despues que á Motezuma en su aposento Dexó, sus Capitanes convocando, Les dió noticia del abatimiento De este infeliz Monarca, que agravando La cruel herida, daba fundamento, Para juzgar que el arte no pudiera Alcanzar á curarla, y falleciera.

37.

» Si esto, añadió, sucede, es necesario

» Tomar sin dilacion nuevas medidas,

- » Pues hasta ahora el respeto involuntario
- » A su persona, tiene detenidas
- » En gran parte las fuerzas del contrario;
- » Y si este estorbo falta, reunidas
- » Son demasiadas, para que pensemos
- » En sostener el puesto que tenemos.

38.

- » Aun quando hagamos el mayor estrago
  - » En sus tropas, de nuevo reforzadas
  - » Cada momento, dominado el lago
  - » Por sus canoas, rotas las calzadas,
  - » Tendrá sin duda alguna fin aciago
  - » Nuestra empresa, si bien consideradas
  - » Estas dificultades, no inventamos
  - » Modo con que de México salgamos.

» Esto logrado, luego fácilmente

» Los coligados pueblos convocando,

» Podremos á la empresa nuevamente

» Volver con otras fuerzas, adoptando

» Medios que la hagan menos contingente.

» Así decid, la precision pesando

»De retirarnos, qual en tal apuro

» Será de hacerlo el modo mas seguro.

40.

Apenas concluyó tomó la mano Olid diciendo: » tengo por preciso

» Qual vos el retirarnos, y mas sano

» Consejo en este lance no diviso,

» Juzgo tambien que se intentara en vano

» Estando el enemigo sobre aviso,

» Pues las salidas son dificultosas,

» Y sus tropas sobrado numerosas.

## 4I.

» Es necesario pues, que la presteza

» Y el secreto le impidan prevenirse.

» La cómoda calzada, que endereza

» Hácia Tacuba deberá seguirse

» Por ser mas breve, y porque en la asperez

» De la tierra en que viene á concluirse,

"Un asilo seguro encontraremos,

» Donde aunque nos persigan descansemos.

» La salida ha de ser, quando la obscura

» Noche llegue á mitad de su carrera,

» Que es el tiempo en que el sueño mas apura,

"Y en que el contrario, que jamas se esmera

» En hacer guardias, en la mas segura

"Quietud sorprenderemos, pues si fuera

»De dia, en la estrechez de una calzada,

» Era obra demasiado aventurada.

# . 43.

» Todo consiste pues en el secreto

"De los preparativos; si logramos

» Que se ignoren, salimos del aprieto

»En tres horas de marcha, y nos hallamos

» En tierra firme, en donde con respeto

» Nos mirarán los Indios, aunque hagamos

» Alto, por la experiencia persuadidos,

» De que en terreno igual serán vencidos.

#### 44.

» Bien veo que es preciso, si queremos

"Que ignore el enemigo nuestro intento,

» Que el bagage y riqueza abandonemos,

"Y que solo el forzoso bastimento,

» Las armas y cañones nos llevemos;

» Mas este pasagero detrimento,

» Presto resarciremos vencedores,

» Con riquezas iguales ó mayores.

» Tambien es necesario prevengamos

"Un puente de madera, en separadas

» Piezas, que fácilmente conduzcamos

» De una á otra parte, por si las calzadas

» Como temo cortadas encontramos.

» Este es mi parecer, si realizadas

» Nuestras sospechas la inhumana parca

» Corta el hilo á la vida del Monarca.

46.

Así concluyó Olid, y fue seguido
Su dictámen de todo aquel Senado,
A excepcion de Velazquez, que aplaudido
De pocos, dixo en tono moderado.
Juzgaba mas conforme al adquirido
Honor, y quizá menos arriesgado
Retirarse de dia, si llegase
Lance que á tal partido precisase.

47.

Que ademas del decoro, se evitaba
Aquella confusion inseparable
De una nocturna marcha, si se hallaba
Oposicion, la que era indubitable,
Pues el contrario su quartel rodeaba.
Que aun quando sorprehenderle fuese dable
Las Españolas tropas esparcidas,
Entre su muchedumbre eran perdidas.

Estas y otras razones diestramente Ponderó; mas tenaces adhiriéron Casi todos á Olid, que con prudente Reflexîon hizo ver á los que fuéron De otro dictámen, que era contingente, Por las mismas razones que expusiéron, El riesgo si de noche se salia; Pero seguro haciéndolo de dia.

49.

Quedó resuelto pues que preparado Todo, llegado el caso que faltara Motezuma, el exército ordenado En la inmediata noche abandonara Con silencio el quartel, que adelantado En la vanguardia el puente se llevara De madera, encargando que en secreto Todo estuviese hasta llevarse á efecto.

50.

Resolucion juiciosa y acertada
En tales circunstancias al humano
Parecer, mas realmente desgraciada;
Pues de sangre Española el Mexicano
Suelo regó. Tal es tan limitada
La prevision del hombre, que con vano
Esfuerzo rasgar quiere el velo obscuro,
Que á sus ojos oculta lo futuro.

Separóse el consejo, y repartidos
Cada qual en su puesto, al sueño diéron
Un breve rato, hasta que los lucidos
Fulgores de la Aurora apareciéron,
Y á un tiempo los guerreros alaridos
Del Mexicano exército se oyéron,
Que con arrebatado movimiento,
Vinó á embestir el vasto alojamiento.

52.

Los Hispanos dispuestos al instante Ocupan las ventanas y las puertas, Comienza á arrojar llamas el tonante Cañon; las calles poco antes desiertas Llenan los Indios: unos de incesante Nube de dardos cubren las abiertas Ventanas, entre tanto que ligeros Escalan las murallas los mas fieros.

53.

¿ Mas quál de todos ellos fue el osado, Que el primero avanzó entre el espantoso Granizo de balazos arrojado Del español quartel? Tú, ó valeroso Ayloco fuistes: tú que adelantado Arrimastes con brazo vigoroso Una disforme escala al alto muro, Con firme rostro y corazon seguro.

A lo mas elevado, felizmente
Llegastes de mil bárbaros seguido,
Que con otras escalas prontamente
Te imitáron, y ya al balcon asido,
Saltabas dentro de él ligeramente,
Quando de una estocada cruel herido
En la gárganta por Ordaz, volteando
De lo alto al suelo llegas espirando.

55.

Así el rápido alcon, al arrojarse
Sobre la astuta garza confiado,
Suele en el pico agudo atravesarse,
Diestramente á su encuentro enderezado.
Los demas Indios lejos de arredrarse
Con su muerte, por uno y otro lado
Se empinan al balcon, mas el acero
De Ordaz se ceba en ellos carnicero.

56.

Al mancebo Piloro que tenia
La mano en el balcon, se la cercena,
Pasa el pecho á Timando, que queria
Sostenerle; á Puran que con gran pena
Sobre la barandilla se subia,
Por ser grueso, da un golpe que le atruena
Sobre el casco, y de punta repitiendo,
Le abre en el vientre un boqueron tremendo.

57

Rueda por la escalera, derramando
Las calientes entrañas por la herida,
Con el terrible peso derribando
La gente en sus peldaños ya subida,
Como una peña enorme, que silbando
Se precipita de la cima erguida
De un alto monte, hasta un profundo va
Abriendo entre las selvas ancha calle.

٢8.

Mas ya por todas partes arremeten
Los bárbaros, y hollando sin rezelo
La sangre y los cadáveres se meten
Ciegos en el asalto: cubre el suelo
Su muchedumbre: de ella se prometen
La victoria: blasfeman contra el cielo
Al ver morir á tantos en la empresa,
Mas por esto su vivo ardor no cesa.

ζ9.

Cortés á todas partes acudiendo,
Con semblante sereno á sus guerreros
Encarga, que sus puestos defendiendo,
Dexen se desahoguen los primeros
Impetus de los bárbaros, sabiendo
Por experiencia no eran duraderos,
Hasta que consiguiendo fatigarlos,
Pudiesen salir fuera á escarmentarlos.

Los Hispanos al verse allí metidos,
Brotaban por los ojos vivo fuego;
Mas á Cortés oyendo reprimidos,
Y á su órden obedientes, con sosiego
Sostuviéron los choques repetidos
Del ardiente enemigo, qual en juego
De espada el diestro esgrimidor, divierte
Hasta cansarlo al adversario fuerte.

61.

Por todas partes crece la pelea, Especialmente donde el animoso Velazquez de Leon capitanea Mil guerreros, guardando el espacioso Paso de la gran puerta, que aunque sea De madera durísima, al nervioso ' Brazo de Lepomando, que la embiste, Con una enorme viga no resiste.

62.

Saltan los goznes todos rechinando,
Se abre de par en par, y desde adentro
Un nublado de acero amenazando
Destrozo y muerte, en cuyo obscuro centro
Qual funesto metéoro centelleando
Horroriza Velazquez, al encuentro
De los bárbaros sale, que animados
Por Lepomando avanzan apretados.

Mézclase en un momento la refriega;
Atruena el ayre el incesante estruendo
Del acero; la sangre humeando riega
El árido terreno: caen gimiendo
Los guerreros, al modo que en la siega
Caen á las hoces rústicas cediendo,
Las armadas espigas, con gozosa
Porfia de la turba codiciosa.

64.

Tres veces los Hispanos retroceden
Del excesivo número impelidos,
Y otras tantas los bárbaros les ceden
La tierra ya ganada, repelidos
Con un furor que resistir no pueden.
Lepomando es el solo, que encendidos
Los ojos de infernal ira, hace frente
Qual vasto dique al rápido torrente.

65.

A todas partes la sangrienta espada
Rueda como un horrendo torbellino;
A Gutierrez alcanza, y separada
La cabeza del cuerpo, abre camino
Espacioso á su vida: la celada
De acero de trabajo peregrino,
No libra á Ruiz de caer, el cráneo abierto
De un tajo hasta la nuca al suelo muerto.

¡Mas quién podrá contar el temeroso Destrozo, que Velazquez executa En los bárbaros! Parte al orgulloso Llampo, que audaz el paso le disputa, De un revés la cintura; cae el hermoso Mancebo al suelo: eterno sueño enluta Sus ojos, y al mirar la herida fiera El temor de los Indios se apodera.

67.

Ninguno ya al Hispano se aventura A embestir solo: se unen: de un entero Bosque de agudas picas la espesura Oponen á su encuentro: él, qual ligero Tigre voráz que la hambre cruel apura Salta la armada cerca que el apero Resguarda; así rompiendo con pujanza Por sus puntas, sobre ellos se abalanza.

68.

A Picól el primero, dividida

La cabeza hasta el pecho, le destierra

En la flor de sus años de la vida.

A Mango el luchador, que con él cierra

Preciado de sus fuerzas, ancha herida

Le abre en el pecho: un fuerte tajo yerra

Que tira á Latimon, mas con segundo

Golpe, lo echa en el suelo moribundo.

Y tú entre todos, infeliz Almano, Tú que jurastes á tu tierna esposa Llevarla algun trofeo del Hispano! No volverá á abrazarte cariñosa, Que el corazon te rompe el inhumano Acero de Velazquez! Como hermosa Planta arrancada por el duro arado, Cubre el suelo tu cuerpo desangrado!

70.

Sus tres hermanos cerca casualmente
Se encontraban, y al ver su lastimoso
Fin, acometen todos juntamente
A Velazquez; traspasa el vigoroso
Dardo de Tulen el broquel luciente,
Mas se amortigua el golpe en el correoso
Colchado de algodon, que guarnecia
La coraza, y el cuerpo le cubria.

71.

Armo el segundo hermano á la visera El suyo le tiró, mas rechazado Del acero bruñido, sin que hiciera Daño, rebotó al suelo despuntado. Crampo el menor, si mas derecho fuera Su dardo, que pasó el fuerte colchado Y el peto, al Español diera la muerte, Mas lo torció al tirar su mala suerte.

Hizo con todo una ligera herida,
Pero solo sirvió de que el guerrero
Español se irritase, al ver teñida
La cota en sangre, y que sobre el primero
Qual rayo descargase la homicida
Espada, que cortando el triple cuero
Del broquel y el morrion de gran firmeza,
Le partió hasta los dientes la cabeza.

#### 73

Contra los otros luego revolviendo,
Por la boca al mayor mete la espada,
Y los ocultos músculos hiriendo
Que originan la risa, con forzada
Convulsion muere el mísero riendo.
Armo de horror el alma penetrada,
Qual onza fiera al Español se tira,
Y por matarle, ni á guardarse mira.

## 74.

Coge la espada con entrambas manos, Y atruena sin cesar el broquel duro, Que el Español sereno, á sus insanos Golpes opone como firme muro; Se lleva el ayre sus esfuerzos vanos, Y Velazquez con pulso mas seguro, Una atroz punta en su garganta acierta, Que abre á la vida dilatada puerta.

Mientras allí la cruel batalla ardia, En la puerta oriental que Olid guardab No con menos furor se combatia. El nuevo Emperador con la mas brava Esquadra Mexicana la embestia, Y abierta, con teson se disputaba Por ambas partes el estrecho paso, Para tal multitud teatro escaso.

76.

Bernal Diaz y Jorge de Alvarado,
Moron, Soto, Briones y Sedeño, /
Miguel Diaz de Auz y Maldonado,
Sostienen con Olid el duro empeño,
Y otros cincuenta Hispanos, que un cerra
Muro de acero con horrible ceño
Oponen, al empuje temerario
Del numeroso exército contrario.

77.

Al juvenil ardor presto cediendo, Guatimocin avanza en la primera Fila, y á Maldonado un tajo horrendo Tira, que si el morrion no le valiera Le matara sin duda; mas perdiendo El tino estuvo un rato de manera, Que á no haberle Sedeño defendido, Al otro golpe hubiera fenecido. Este con una mano le sostuvo, Y con la otra la espada manejando, Diestro el furor del bárbaro contuvo, Que obstinado los golpes redoblando Le atormentaba: mas apenas hubo Vuelto en sí Maldonado, que bramando A Sedeño apartó, y la espada en alto Al Mexicano se arrojó de un salto.

## 79

Con tanta fuerza descendió la espada Sobre el hombro, que á no darle de llano Por tirarle con prisa atolondrada, Pereciera el Monarca Mexicano. No vuelve con mas rabia la pisada Culebra, que volvió contra el Hispano Guatimocin, metiéndole derecho El acero hasta el puño por el pecho.

## .8o**.**

Como un antiguo roble que ha vencido Largas edades el furor del viento, Y deshechas tormentas resistido, Cae tronando de su firme asiento, Del hacha aguda al golpe repetido; Así cae tambien aquel sangriento Cadá er, y estremece la armadura Con horrísono son la tierra dura.

Los bárbaros con gritos de alegría La hazaña del Monarca valeroso Aplauden, y animándose á porfia Con la furia que un rio caudaloso, Roto un dique sus aguas descarria, Envolviendo en su curso proceloso Los árboles y casas, de repente En peso llevan la Española gente.

82.

Olid en tal conflicto la presencia
De ánimo como siempre conservando,
La grita que haga débil resistencia,
Conservarse ordenada procurando,
Envia un mensagero en diligencia,
Que el cruel apuro participe á Hernando,
Y entre tanto el combate entreteniendo,
El preciso terreno va cediendo.

83.

Mientras Olid en este aprieto estaba, Con Sandoval la puerta del poniente Cortés de sangre bárbara regaba. Por ser la mas endeble con prudente Advertencia juzgó que peligraba Mas que otras, y así quiso estar presente, Con cien Hispanos, que en su compañía, Para acudir á todo conducia. Mas antes que llegase, Leogano
Y Puna á aquel ataque destinados,
Con un cuerpo de tropas veterano
De catorce mil hombres bien armados,
La puerta rompen, y la espada en mano
Al Español embisten alentados,
Despreciando su fuego que la entrada
Les cierra, con su gente destrozada.

85.

No por esto aturdidos se detienen.

Abren entre cadáveres sangrientos

Ancho camino, y á las manos vienen.

Tiemblan estremecidos los cimientos,

Y los altos pilares que sostienen

El 'edificio vasto, á los violentos

Estruendos de los tiros repetidos,

Del tumulto y horribles alaridos.

86.

Sandoval á sus órdenes tenia
Hasta sesenta Hispanos, auxiliados
De dos mil Tlascaltecas que regia
Tulga, de pica y de macana armados.
Con ellos el terreno sostenia,
Sin que lograsen con sus reiterados
Esfuerzos los contrarios, que cediese
Un palmo el batallon, ó que se abriese.

Qual dos herreros sobre el encendido Hierro, sus fuertes golpes alternando, Hieren un mismo punto convenido, Sin moverse los mazos descargando, Respondiendo los ecos al sonido; Así el puesto ambas haces conservando, Unas sobre otras, qual diluvio horrendo, Golpes alternan con sonoro estruendo.

88.

Aun prosigue dudosa la refriega,
Quando brillar de léjos se divisa
El yelmo de Cortés, como en la ciega
Noche en la mar, infausta luz que avisa
De oculto escollo: furibundo llega,
Y á los Hispanos grita: "qué indecisa
"Frialdad es esta! Y á esa vil canalla
"Permitis que os dispute la batalla?

Bg.

Al decir esto en medio se abalanza
Del esquadron Indiano, que apretado,
Vanamente se opone á su pujanza:
Qual leon entre el tímido ganado
Abre ancha plaza, haciendo atroz matanza
A los Indios oprime un miedo helado,
Y huyendo de él, perecen á las manos
De los otros intrépidos Hispanos.

Leogano, á quien el cielo conducia A sufrir el castigo merecido De sus maldades, tal carnicería Viendo, de ardiente cólera movido: "Quánta es, exclama, nuestra cobardía! "Solo un hombre mortal vuestro temido" "Cuerpo destroza! Dirigid, soldados, "Contra él solo las armas apretados.

91.

Dicho esto con Gualcoldo convocando A Puna, Ismaro, Leoton y Gloso, El ligero Atimán y el bravo Olando, A un tiempo todos ocho, con brioso Brazo otras tantas picas contra Hernando Calan; sostiene inmóvil el furioso Choque Cortés, como un sólido muro De los arietes el encuentro duro.

92.

Las picas con la espada descamina,
O sin llegar á herirle del horrendo
Golpe se hacen pedazos en la fina
Luciente cota; y presto revolviendo
La cruel espada á Leoton atina,
La cabeza del cuerpo dividiendo;
Al caer el tronco una abundante vena
De sangre riega la sedienta arena.

Al ligero Atimán detiene un tajo,
Que una mano del brazo le separa.
De otro á Guacoldo parte de alto abaxo
El hombro izquierdo: Puna la tormenta
Sereno espera sostener debaxo
Del durísimo escudo, mas la cuenta
Le sale mal, que roto abre la espada
Hasta los dientes la cabeza armada.

#### 94.

Qual corpulento toro, que aun espanta Sujeto al torno, al golpe del fornido Mazo que su cerviz dura quebranta, En el suelo se tiende estremecido, Al paso que la alegre voz levanta, Aplaudiendo, el concurso divertido, Tal el Indio feroz cae torpemente, Con grita alegre de la Hispana gente.

## 95.

Pálido Leogano, atormentado
De su misma conciencia, al ver frustrada
Su esperanza, abandona apresurado
El campo; mas su suerte desgraciada
Le lleva adonde Sandoval rodeado
De otros veinte Españoles, ocupada
La espalda de los Indios, al que huia
Con la muerte al encuentro le salia.

Viendo el Indio cerrado ya el camino A la fuga, por fuerza valeroso, Embiste á Sandoval, y al yelmo fino Tira desesperado un horroroso Golpe, pero resbala; con mas tino El Español le pasa el pecho odioso De una punta; Leogano cae muriendo, Los cielos y la tierra maldiciendo.

97.

Muerto Leogano, Ismaro recogidos Los fugitivos lo mejor que pudo, Se hizo fuerte en la puerta, en donde unidos Los Españoles, el empeño crudo Renováron; los Indios sostenidos Por los muchos socorros, que á menudo De la parte de afuera les venian, Con teson aquel puesto defendian.

98.

En esto estaban quando el mensagero
Llega de Olid, y da noticia á Hernando
Del peligro en que estaba su guerrero
Cuerpo; Cortés á Sandoval dexando
Treinta de sus Hispanos, á un ligero
Paso con los restantes caminando,
A poco rato siente ya el estruendo,
Y la algazara del combate horrendo.

Los de Olid alzan un clamor gozoso Al ver su General, y el esperado Socorro; Tetlabaca cuidadoso Busca á Guatimocin que ensangrentado Combate sin cesar, y su impetuoso Ardor calmando, dice: "habeis ya dado » Señor, sobradas muestras de valiente. » Con mas riesgo que fuera conveniente

100. » Así sufrid que mi deber cumpliendo » De buen vasallo, tire á conteneros, » Y mas entrar en la refriega viendo » A ese hombre formidable, y los guerrere » Frescos que con él vienen; pues pendier » De vos todo el estado, el exponeros » Como hasta aquí habeis hecho, fuera co » Enteramente injusta y perniciosa.

IOI. » Dexad á los vasallos, que la vida » Jueguen ardientes por la patria amada » Y la vuestra guardad, pues que está un » A la exîstencia de vuestra sagrada » Persona su ventura, y mas servida » Será por vos, si léjos de la airada » Muerte, sabeis guiarla con cordura » Entre las olas á estacion segura.

Guatimocin agradeció al anciano
Con razones corteses su prudente
Consejo, mas sin duda fuera vano,
Si los restantes xefes juntamente
No hubiesen precisado á su lozano
Valor á que cediese finalmente,
Retirándose al centro, antes que hubiera
Cortés llegado á la batalla fiera.

103.

Tetlabaca despues que ya segura Vió su persona, activo y animoso, Qual si reverdeciera su madura Edad, se avanza al campo sanguinoso: Recorre las hileras, y conjura A todos sus guerreros, que el glorioso Empeño felizmente comenzado, Sigan con su teson acostumbrado.

#### 104.

» Cerrad, les grita, vuestros batallones, » Pica con pica, escudo con escudo; » Despreciad á esos viles baladrones, » Que ya conocen como el filo agudo » De nuestras armas corta. Estas razones Dichas, se arroja de temor desnudo A las primeras filas, aplaudiendo Todos, y quanto ha dicho obedeciendo. Por órden suya lentamente entráron En la ciudad desierta, y de manera De víveres provista la encontráron, Que sin que nadie tasa les pusiera, Todos á su placer se regaláron, Desde los Oficiales de alta esfera Sin distincion, hasta el menor sirviente, Pasando todo el dia alegremente.

79.

Mas interrumpió el gozo un impensado Triste hallazgo. Curioso recorriendo Cortés el pueblo, llega á un elevado Adoratorio, y una puerta abriendo, Que daba entrada al torreon de un lado, Se queda absorto, en la pared leyendo De un pequeño aposento que allí habia, Un letrero Español que así decia.

# 80.

- » En este quarto estuvo prisionero
- » Yuste con seis Zempoales. Su destino
- » Fue el bañar con su sangre el carnicero
- » Simulacro infernal. En el camino
- »De México por este pueblo fiero
- » Cogido fue á traicion. O peregrino!
- » Pues tan amargo fin tuvo en el suelo,
- » Pide al Señor que su alma lleve al cielo.

Velazquez que no léjos destruia

Como un fuego voraz, quanto guerrero
A su invencible brazo se oponia,
Airado al ver el caso lastimero
Del infeliz Lidano, á quien queria
Por su sagacidad, y su sincero
Afecto á los Hispanos, anhelando
Vengarle, corre contra Lepomando.

109.

Como un oso feroz, que derribado Un hermoso novillo, la caliente Sangre bebe, y el vientre atormentado De la hambre satisface, y de repente Ve acercarse un leon, fiero, herizado, A disputarlo, con furor ardiente A su encuentro se arroja, así al Hispano, La espada en alto, vuela el Mexicano.

IIO.

Arremeten uno á otro, con destreza
Mil tajos y rebeses descargando;
Resiste de las armas la dureza
Los espantosos golpes, que atronando
Los contornos, suspenden la fiereza
De los demas guerreros, y parando
Conformes, por gozar del obstinado
Combate, forman cerco dilatado.

Se habian hecho fuertes en su altura Los bárbaros. Cortés reconociendo Que era preciso darles una dura Leccion, para escarmiento del horrendo Atentado, y á fin de que segura Fuese la marcha, ácia ellos conduciendo Su exército, cedió á las apuradas Instancias de sus tropas irritadas.

85.

La subida era larga, y tan pendiente Que era preciso que el que atras venia Al delantero sostuviese. El frente De la alta cumbre todo se veia Cubierto de Indios ventajosamente Situados sobre peñas. Parecia Que el arte las habia allí juntado, Y de muros la altura coronado.

86.

Ellos juzgando alegres, imposible
Ser en aquel parage acometidos,
Hacian mofa con clamor terrible,
Al ver los Españoles dirigidos
A intentarlo. Mas estos de increible
Ardor, al oir sus burlas impelidos,
La áspera cuesta rápidos trepaban,
Y en las picas y espadas se apoyaban.

Y antes que el Indio á repararse acuda, Repite otro que parte el craneo fuerte De caiman, que le cubre la desnuda Cabeza, y le atolondra de tal suerte, Que de venir al suelo estuvo en duda. Apenas vuelto en sí su estado advierte, Quando sobre el Hispano ardiendo en ira, Un nublado de horribles golpes tira.

# 115.

Velazquez cauto, diestros pasos dando, Con el broquel apara la tormenta, Hasta que una ocasion feliz hallando, Al pecho le endereza la violenta Espada, que la cota atravesando, Asoma á las espaldas la sangrienta Punta, y derriba con mortal gemido Al bárbaro, en el suelo estremecido.

#### 116.

Como un torreon antiguo y elevado,
De sus firmes cimientos, al tremendo
Vayven de un terremoto, desquiciado,
Al suelo viene con horrible estruendo,
Y con sus ruinas cubre un dilatado
Espacio, así el feroz cuerpo cayendo,
Y en piezas esparcida la armadura,
Ocupa de terreno vasta anchura.

Alzan al cielo tristes alaridos
Los Indios á esta vista dolorosa,
Y el campo estrecho ceden aturdidos
Al Hispano esquadron, que con gozosa
Algazara recobra los perdidos
Puestos, su retirada perezosa
Con las agudas puntas avivando,
Y de nuevo la tierra ensangrentando.

## 118.

Así los picadores conduciendo
Al encierro los toros, con armada
Vara los atosigan, reduciendo
A todos á pasar la estrecha entrada,
Y quando alguno fiero revolviendo
Hace frente, la turba apresurada
Le hiere, y le atormenta de manera,
Que á proseguir le obliga su carrera.

## 119.

No cediéron tan presto los guerreros, Que en la puerta de oriente combatian. Tetlabaca emulando á los ligeros Jóvenes, á medida que se unian Todos por su órden, entre los primeros A quantos enemigos se oponian A su encuentro, con brazo vigoroso Hacia morder el polvo sanguinoso.

A Chacon da tal golpe el fiero viejo, Que morrion y cabeza magullando, Muerto á sus pies le tiende. Con despejo Hurta el cuerpo á un gran tajo de Talmando, Zempoal famoso por su gran manejo De la espada, y la suya enderezando A la garganta, en ella abre ancha herida, Que á un torrente de sangre da salida.

#### 121.

Aplauden sus hazañas animados
Los Indios, y se oponen vivamente
A los nuevos Hispanos, que guiados
Por Cortés, presentando dura frente
De acero, los embisten apretados.
Suenan golpeados incesantemente
Los escudos y yelmos: tiembla el suelo,
Subiendo el ruido horrísono hasta el cielo.

#### 122.

Marte mismo si á tierra descendiera,
De humana sangre y de furor sediento,
Y desde cerca aquel combate viera,
Olvidara gozoso su alto asiento,
Y su encendida sed satisficiera.
Tal era y tanto el encarnizamiento
Con que ambos esquadrones batallaban,
Y firmes el terreno disputaban.

TOMO II.

Qual un incendio rápido devora
Una ciudad inmensa, dilatando
Sin término su llama destruidora,
Las torres y las casas asolando,
Hasta que totalmente es ya señora
De su vasto recinto. Tal Hernando
Corre, abate, destroza los guerreros,
Todo lo arrasa con sus golpes fieros.

## 124.

Al ver los Indios tan atroz matanza, Casi olvidando los demas Hispanos, Contra él dirigen toda su pujanza, Rodeándole, qual tropa de villanos Cerca con palo, piedra, chuzo ó lanza A un jabalí, que asuela los cercanos Campos, bien que de lejos los valientes Respetan sus colmillos relucientes.

#### 125.

Así á Cortés distantes combatiendo
Con flecha, dardo y pica, á qualquier lado
Que se vuelve, espaciosa calle abriendo
Se retiran los Indios. Recatado
Cortés la fiera tempestad sufriendo,
Como un duro peñasco el apiñado
Granizo, aguarda que perdiendo el miedo,
De mas cerca le muestren su denuedo.

Tal el manchado tigre, en la carrera
A las monteses cabras no alcanzando,
Entre las matas agachado espera,
Y quando á tiro estan, veloz saltando
Sobre ellas, satisface la sed fiera
De sangre que le acosa, destrozando
Sus palpitantes miembros, con rugidos,
Que estremecen los bosques extendidos.

## 127.

Tú, ó mancebo Leocan, fuiste el osado, Que despreciando el riesgo, exemplo diste Inmortal á tu pueblo intimidado; Tú con la espada el duro yelmo heriste El primero, mas fuiste desgraciado; Romper su fino acero no pudiste, Y horadándote el pecho el bravo Hispano, La vida por tu patria diste ufano.

## 1-28.

Muerto Leocan, Cortés de otra estocada
Abre el vientre á Xalamo; cae el mezquino,
Y se esfuerza con mano ensangrentada
En cerrar á la parca aquel camino,
Mas presto hollado por la tumultuada
Gente, entre aquel continuo remolino
Muere, y sobre él á Alor quita la vida,
La misma espada por la sien metida.

Con sus dulces promesas animado
Le dixo Motezuma: "No seria,
"Señor, inútil ni desacertado,
"Que á ese pérfido pueblo si venia
"A atacarnos mañana, colocado
"En un balcon le hablase yo. Me oiria
"Sin duda, y mis palabras y presencia
"Podrian quizá volverlo á la obediencia.

## 103.

No pareció infundado el pensamiento A Cortés, que al Monarca tributadas Las justas gracias, lo adoptó al momento. Se despidió, y sus tropas fatigadas Repartió en el capaz alojamiento, Disponiendo que al punto separadas En ranchos la comida preparasen, Y los débiles cuerpos restaurasen.

# 104.

Toda la noche se pasó velando,
Haciendo las precisas prevenciones,
A los nuevos guerreros enterando
Del modo de situar sus batallones
En puestos ventajosos, colocando
El cuerpo de artilleros y cañones
Que con Cortés venian, y la ardiente
Esquadra de caballos igualmente.

El viejo sin saber que combatia
Con tal auxílio, tira un tajo á Hernando
Tan fuerte, que sus años desmentia.
El airado Español la espada alzando,
Con otro le responde, que debia
Partirle en dos pedazos, mas silbando
Solo corta el acero el ayre vano,
Que ha quedado en lugar del Mexicano, «

133.

Pásmase el Español, y exclama airado, El diabólico engaño coneciendo:

"El infierno sin duda te ha librado

"De mis manos, mas presto destruyendo

"Esa baxa canalla que ha quedado,

"El chasco vengaré. Calló, y tendiendo

La espada ácia Lidon, roxa la punta

Por la nuca salió, y el alma junta.

.F34.

De un revés á Tegual corta el derecho
Brazo, que al suelo, de la pica asido
Cae, y tras de él su dueño á poco trecho
En sangre anega el suelo endurecido;
Su hijo Tiloco lleno de despecho
Quiere vengarle, pero enternecido,
Esperando quizás salvar su vida,
Se arroja á él antes, á ligar su herida.

135.

Al ver la accion Cortés, que levantado El acero iba á herirle, se detiene, Y á sus plantas el Indio arrodillado, "Guerrero, dice, si la piedad tiene "Cabida en tí, permite á un desdichado, "Cuyó padre has herido, y que no viene "Sino á darle socorro, vea cumplida "Su intencion justa, ó quítame la vida.

## 136.

Replícale Cortés compadecido,

"Para que pueda ser mas prontamente

"Padre de tan buen hijo socorrido,

"A conducirlo ayudará mi gente

"Al quarto que tenemos prevenido

"Pára la cura, y tú confiadamente

"Entra tambien. Dicho esto mandó fuesen

Dos soldados con él, y así lo hiciesen.

#### 137.

No aguardó mas Cortés, y presuroso
Se metió nuevamente en la sangrienta
Batalla, en la que Olid, Lariz, Reynoso,
Y los demas Hispanos con violenta
Furia iban persiguiendo al numeroso
Esquadron enemigo, que con lenta
Marcha, de quando en quando revolviendo
Las armas, del quartel iba saliendo.

# CANTO DECIMOSEPTIMO.

ARGUMENTO.

Vencido el Mexicano se retira
Del Español quartel. Desesperado
A poco rato Motezuma espira.
Cortés con el exército apurado
De la enemiga Corte á salir tira
De noche, mas de modo es atacado
En la calzada, que aunque finalmente
Sale del riesgo, pierde mucha gente.

I.

Viendo que el Mexicano ya cedia Por todas partes, dexa á Olid Hernando Los guerreros que le hacen compañía, Con órden que el combate continuando, Al instante que viese que salia Del quartel, á los Indios apretando Tambien lo executase, colocada En la puerta una guardia moderada.

2.

Enviando luego mensageros prestos
A dar las instrucciones conducentes,
Con igual órden á los otros puestos,
Marcha solo á buscar á los valientes
Ginetes, al ataque ya dispuestos,
Que eran en todo ciento, y que impacientes
Le esperan. Saludándolos, ligero
Monta tambien en su caballo fiero.

Qual si fuera una paja la fornida Lanza empuña, conoce el generoso Bruto á su dueño, y con cerviz erguida Echando fuego masca el espumoso Duro freno, atronando la extendida Tierra con ambas manos; qual furioso Torbellino, partiendo en el momento. Oue avisa del clarin el grato acento.

Mientras esta tormenta se formaba. Rápido por los ayres, conducido Sin saber como, Tetlabaca estaba Junto al templo mayor, tan aturdido. Que estar en algun sueño imaginaba, Quando el infernal monstruo, revestido De la figura de Tlaloc, con fiera Y ronca voz le habló de esta manera.

» A qué te has puesto, temerario anciano. » A medirte con ese hombre terrible? » Ignoras que contra él no alza la mano, » Sino el triste á quien lleva un infalible "Hado á la muerte? Tu valor insano, » Aun de mayores fuerzas sostenido. "De su acero feroz no te librara, » Si de tu suerte yo no me apiadara.

» Del riesgo te he sacado. Así prudente,

» Mi oportuna piedad agradeciendo,

Huye de él. Y como amo tiernamente.

» Tu patria, te prevengo, que corriendo

» Digas á Belorano, que actualmente

» Desde su casa está el combate viendo,

» Que al punto que en la calle de Tacuba

» Entre el Hispano, al templo grande acuda.

7.

» Que una víctima allí sacrificando,

» De la sangre caliente esparza al viento

» Parte, á Vizilipuzili implorando,

» Y á mí, seguro de que algun portento

» Los crueles enemigos aterrando

» Sacará vuestra gente á salvamento,

» Interin se presenta la dichosa

» Hora, en que de ellos triunse victoriosa.

8.

» Sabe tambien que esta hora prontamente.

»Llegará, pues al punto que la vida

"De Motezuma falte, que actualmente

»En lo último está ya constituida,

22 Cortés tiene dispuesta en la siguiente

» Noche con gran secreto su partida,

"Y haciendo de vosotros fuerte estrago,

» A la mañana estar fuera del lago.

9.

" Así de todo á tu Monarca haciendo " Sabedor, quando acabe este combate, " Prevenle que sus tropas recogiendo, " El quartel ya de acometer no trate, " Antes con la quietud entreteniendo " Su confianza, los puentes desbarate, " Que de Tacuba estan en la calzada, " Pues por allí es la fuga proyectada.

#### 10.

"Que para aquella noche, de manera
"Tenga sus batallones repartidos,
"Que los Hispanos no encuentren siquiera
"Un enemigo, hasta que esten metidos
"En la calzada, y sea la primera
"Sorpresa suya el verse acometidos
"Entre la obscuridad por agua y tierra,
"Con repentina y obstinada guerra.

# Añadele que el cielo favorable

» Apoyará sus armas con potente » Brazo, de modo que á ese formidable » Enemigo destruya fácilmente. » Que adore este decreto irrevocable, » Dando las gracias con fervor ardiente, » A la bondad con que mi caro hermano, » Y yo honramos el pueblo Mexicano. Esto diciendo, se desaparece

La vision. Tetlabaca alzando al cielo

Las manos, los favores agradece

De la falsa Deidad, y con desvelo

Sus órdenes precisas obedece,

Marchando aprisa á dar aquel consuelo

A Belorano, á quien en el terrado

Mas alto de su casa halló asomado.

13.

Desde allí cuidadoso registraba

La plaza y el quartel, y conocia,

Aunque lo interior de él no divisaba,

Mediante el movimiento que veia

En su guerrera gente que ocupaba

Lo exterior, lo que dentro sucedia,

Ya triste, ya contento, segun era

Su temor, 6 esperanza lisonjera.

·14.

Llega en esto el anciano, y cariñoso
Saludándole, cuenta puntualmente
Quanto le ha sucedido. Muy gozoso
Belorano á Tlaloc agradecido,
Ora postrado, y ya con mas reposo,
Que el que hasta aquel momento habia tenido,
Que esté pronta la víctima mandando,
Sigue con él ácia el quartel mirando.

Entre la confusion, y el movimiento
Con que en la plaza ondean sus Indianos,
A poco rato ven con sentimiento
Remolinear aquellos mas cercanos
De la gran puerta del alojamiento,
Y salir á Cortés con sus lozanos
Caballos, embistiendolos furioso,
Levantando un nublado polvoroso,

#### 16.

Al verle Belorano horrorizado
Grita al otro: ȇ que tiempo lastimero
»El cielo nuestra vida ha reservado!
»Repara qual deshace ese hombre fiero
»Las hileras del pueblo acobardado!
»Como las atropella el carnicero
»Esquadron que le sigue! Dia aciago
»Que nos ha de costar de sangre un lago!

Mirad, replica Tetlabaca triste,

"Qual por todas las puertas va saliendo

"El enemigo cruel, y como embiste

"Nuestros viles soldados, que corriendo

"Huyen como mugeres. Ya no existe

"Rastro del pundonor, que dirigiendo

"A nuestros ascendientes, producia

"Prodigios de nobleza y valentia.

Así los dos ancianos conversaban,
Mientras los Españoles alentados,
Qual rápidos raudales inundaban
La extension de la plaza. Amedrentados
Los Indios que el ataque no esperaban,
Juzgándolos tener siempre encerrados,
Buscaban en los barrios comarcanos
Asilo, ó perecian á sus manos.

19.

En vano Odino, Cayomande, Ismaro, Cronio, Cacumacin y otros valientes Xefes se esfuerzan á poner reparo Al desórden. En vano los prudentes Consejos olvidando de su caro Tetlabaca, el Monarca á las urgentes Circunstancias cediendo, y al glorioso Ardor, su vida expone generoso.

20.

A todos atropella la indecible
Confusion, como suele desatado
Un huracan con fuerza irresistible,
Quanto impide su soplo arrebatado,
Hasta que al fin al deshonor sensible
La Imperial guardia, á su Monarca airado
Atiende, y de la calle prolongada
De Tacuba defiende la ancha entrada.

Renuevase el combate con fiereza, Oponiendo al Hispano una espesura De picas. El ginete que tropieza En ellas vuela hasta la tierra dura Atravesado, quando la fineza No puede resistir de la armadura; Los Hispanos al ver tal resistencia, Corren todos allí con diligencia.

#### 22.

Por su parte los bárbaros sin cuento, Que iban con terror pánico escapando Se congregan allí, y con nuevo aliento A las valientes guardias emulando Con firmeza sostienen el sangriento Combate, mientras que otros arrojando Desde las casas dardos, piedras, bigas Detienen las esquadras enemigas.

# 23.

Belorano de lo alto del terrado,
Viendo que Hernando ya en la calle entral
De Tacuba, va al templo apresurado
Con Tetlabaca, donde le esperaba
El cuerpo de Agoreros congregado.
Un inocente niño que ya estaba
Para el cruel sacrificio prevenido
Sobre el ara colocan extendido.

Apenas el cuchillo abominable
Rompe su pecho y riega la espumosa
Sangre los ayres, suena un formidable
Trueno, cubre una nube tenebrosa
La atmósfera, y dispara una espantable
Tempestad de agua y piedra de pasmosa
Magnitud entre fuegos encendidos,
De frente á los Hispanos dirigidos.

25.

Cortés al ver del cielo el ceño horrendo, Que alargar tal diluvio amenazaba, De retirarse la señal haciendo, Al quartel se encamina con su brava Gente, á menudo el rostro revolviendo Contra la poca tropa que picaba La retaguardia, pues el enemigo Casi todo en las casas buscó abrigo.

26.

Así sagaz, el infernal tirano
Por permision del cielo, que queria
Dar tanta mayor gloria al pueblo Hispano,
Quanto mas viva oposicion tenia,
Hasta que del decreto soberano
Que destinaba aquella Monarquía
A su dominio, el término cumpliera,
De México ayudó á la gente fiera.

Viendo Guatimocin ya retirado Al quartel el Hispano, en el momento Las tropas recogió, y quedó admirado, Quando el gran Sacerdote del portento Le dió cuenta, y de quanto habia pasado A Tetlabaca; gracias muy contento Dió á sus Deidades, y con un expreso Bando notició al pueblo aquel suceso.

#### 28.

Ocupóse despues secretamente
En consequencia de lo prevenido
Por la vision en no dexar un puente
En pie, y en repartir el aguerrido
Exército, de modo que en la urgente
Ocasion, al momento recogido
Parte en canoas, parte en la calzada,
Acudiese á la empresa meditada.

#### 29.

Cortés despues que tuvo sosegado En el quartel su exército, fue ansioso A ver á Motezuma, cuyo estado De compasion llenó su generoso Corazon. Le encontró desesperado Conforme le dexó, sin que al reposo Se hubiese conseguido reducirle, Ni de su infernal furia divertirle. En vano el Padre Olmedo con razones

- Prudentes á calmarle se esforzaba,
- Y otras veces con dulces persuasiones
- Convertir aquella alma procuraba;
- Hecho á obedecer siempre á sus pasiones, Dominado de la ira, no escuchaba
- Mas que su voz, bramando por venganza,
   O á la muerte acusando de tardanza.

3 F.

Acercóse Cortés y con blandura, » Señor, le dixo, oid á un fiel amigo, » Que os acaba de dar una segura » Prueba de afecto, con el cruel castigo

- De los traidores. Esta sangre impura
- » Que deslustra mis armas es testigo
- »De esta verdad, y de que los restantes,
- » De igual suerte estan ya poco distantes.

32.

- » Mas qué fruto sacais de que mi acero
- » Corra á vengaros de unos desleales
- » Vasallos, y destruya justiciero
- » La ciudad, si cediendo á esos fatales
- » Impulsos acabais vos el primero
- »La vida, y no os gozais al ver los males,
- » Que cayendo sobre esa infeliz gente,
- » Igualan al malvado el inocente.

TOMO II.

33.

"Procurad pues vivir. Algun reposo

"Conceded á ese cuerpo fatigado,

» Que si estais de bañaros deseoso,

» En la sangre de un pueblo que os ha amado

"Y ahora os ofende, presto ese furioso

» Ardor satisfareis, de ella saciado,

» Si á un sugeto que os ama los oidos

» Abris á la razon endurecidos.

34.

» Esto os digo, Señor, para probaros

» Que vuestro anhelo mismo ahora os convida

» A hacer quanto podais por conservaros;

» Mas quál fuera mi gozo, si rendida

» Esa alma nobilísima á los claros

» Resplandores que el cielo con la vida

» La dió para guiarse, me atendiera,

» Y sus furores suspender pudiera.

25.

» Léjos de lisonjear esa rabiosa

» Cólera que os destruye, os probaria

» Quan digno era de esa alma generosa

» El perdonar. Patente os mostraria

»La ceguedad horrible y lastimosa

» De vuestra abominable idolatría.

» Y la exîstencia de un Dios poderoso.

» Que solo puede haceros venturoso.

Así siguió Cortés, con amigable
Tono halagando su ánimo irritado;
Pero de cada vez mas implacable
Al paso que mas debil, inflamado
El rostro en ira, á todo saludable
Consejo, á toda persuasion cerrado,
Contra el cielo soberbio blasfemaba,
Y á todos los presentes aterraba.

37.

Cortés y los demas enternecidos, Y de horror penetrados, le asistiéron Toda la noche, haciendo repetidos Esfuerzos por vencerle; mas perdiéron El tiempo en vano, y quando los lucidos Rayos del sol saliente apareciéron, Su alma del mortal cuerpo desterrada Al abismo baxó desesperada.

38.

Al punto que espiró, dispuso Hernando Que se adornase con magnificencia El cuerpo, en noble féretro mandando Colocarlo, y despues en la presencia De los Hispanos xefes, convocando Los Mexicanos que de su asistencia Cuidaban, ordenó al mas preeminente Que á la ciudad marchase diligente. 39

» Esto logrado, luego fácilmente

»Los coligados pueblos convocando,

» Podremos á la empresa nuevamente

» Volver con otras fuerzas, adoptando

» Medios que la hagan menos contingente.

» Así decid, la precision pesando

» De retirarnos, qual en tal apuro

» Será de hacerlo el modo mas seguro.

40.

Apenas concluyó tomó la mano Olid diciendo: » tengo por preciso

» Qual vos el retirarnos, y mas sano

» Consejo en este lance no diviso,

» Juzgo tambien que se intentara en vano

» Estando el enemigo sobre aviso,

» Pues las salidas son dificultosas,

» Y sus tropas sobrado numerosas.

#### 4 I .

» Es necesario pues, que la presteza

» Y el secreto le impidan prevenirse.

» La cómoda calzada, que endereza

» Hácia Tacuba deberá seguirse

» Por ser mas breve, y porque en la aspereza

» De la tierra en que viene á concluirse,

"Un asilo seguro encontraremos,

» Donde aunque nos persigan descansemos.

A la gran puerta del quartel llegando Paró la comitiva, y los sirvientes Del muerto á los Hispanos relevando, El féretro cargáron reverentes: Cortés, del hondo pecho suspirando, Despidió con bondad á los dolientes Conductores, que lentos lo llevâron, Y al Senado enemigo lo entregáron.

43.

Cerrado ya el quartel, Cortés que habia Dado aquel paso, á fin que distraido El enemigo en la ocupacion pia Del funeral, le diese con su olvido Proporcion de marchar como tenia Dispuesto aquella noche, concluido, Encontrándose ya el portátil puente, Las órdenes para ello dió á su gente.

44.

Cada qual se previene apresurado,
Mirando con amargo sentimiento
El tener que dexar abandonado
El equipage, el oro que sin cuento
A costa de su sangre habia ganado,
Y á pesar del mandato, con violento
Afan se carga de lo mas precioso,
Ocultándolo á todos cuidadoso.

Despues de llenas quantas faltriqueras, Quanto escondrijo habia en los vestidos, Embuten los morriones, las gorgueras, Las corazas, colchados y ceñidos Taalis, todos de oro, de manera Que no pueden moverse de impedidos, Y aun hubo algun soldado en aquel dia Que atacó el arcabuz con pedrería.

46.

Se ordenan en los patios los cañones, Y en manejables tercios repartidas Vituallas, herramientas, municiones, Y las tablas del puente divididas Con tal concierto, que en las ocasiones Puedan en breve rato estar unidas, Instruido cada Tamen de su puesto, Y del oficio á que ha de estar dispuesto.

47.

Todo lo mira cuidadoso Hernando
Discurriendo los patios, y á cada uno
De sus obligaciones enterando
Por menor; no omitiendo medio alguno
Para que todo en regla caminando,
En qualquier lance hallasen oportuno
Y á mano quanto fuera conducente
A defenderse ventajosamente.

Mientras lo iba así todo recorriendo,
Tiloco, que por él favorecido
Fue en la anterior batalla, disponiendo
Se asistiese á su padre mal herido
En el quartel, arrodillado asiendo
De su mano la besa enternecido,
Diciéndole: » Señor, al generoso
» Corazon tuyo debo el ser dichoso.

49.

» Sin él ya no tuviera yo en el suelo
» Quien de hijo el dulce nombre me dixera.
» Por tí vive mi padre. A tí el consuelo,
» A tí te debo el ser. Su herida no era
» Por sí mortal; pero si mi desvelo
» Por tí amparado pronto no acudiera
» A socorrerle, en breve desangrado
» El último sollozo hubiera dado.

"Y ahora, Señor, á tiempo recogido
"Por tu gente, qual tu de piedad llena,
"El mas urgente riesgo ya vencido,
"Espero que saldré de toda pena
"En pocos dias; pero sorprehendido
"De vuestra marcha que con tal faena
"Se prepara, no sé si aquí he de estarme,
"O con él á mi casa trasladarme.

Respondióle Cortés benignamente
Que se estuviese quieto, hasta que fuera
De México marchase con su gente,
Y entonces á su casa conduxera
El herido, pues no era conveniente
Que antes alguno del quartel saliera.
Calló, y eterna gratitud jurando,
Tiloco al fin se despidió de Hernando.

52.

Pasado todo el curso de aquel dia En preparar la marcha peligrosa, La noche sosegada dividia Por medio su carrera perezosa, De la luna alumbrada que crecia, Quando la tropa Hispana cuidadosa Fue toda en órden del quartel saliendo, La marcha ácia Tacuba dirigiendo.

53.

Iban delante Talma y Talcaguano
Con seiscientos flecheros Zempoales,
Detras seguia un esquadron Hispano
De doscientos soldados, á los quales
Mandaba Sandoval. Avila y Cano,
Tapia, Acebedo y otros oficiales
Con veinte de á caballo acompañaban
Su cuerpo, y la vanguardia completaban.

54.

Dos cañones consigo conducian,
Y el importante levadizo puente.
El cuerpo de batalla componian
Tras de ellos dos mil hombres de la gente
De Tlascála, á los quales se seguian
Mil Támenes con carga diferente,
De herramienta, vitualla ó municiones,
O tirando los mas gruesos cañones.

55.

Los Tlascaltecas iban baxo el mando
De Alanor y de Tulga. Mil maceros
Angol y Cromo siguen gobernando.
A ochocientos ascienden los guerreros
Hispanos, que despues marchan cerrando
La batalla, y á treinta los ligeros
Caballos. A su frente Ordaz y Grado,
Escovar, Juan y Jorge de Alvarado.

56.

Mil Zempoales, seiscientos Tlascalános,
Trescientos Chinantecas conducidos
Por Teulén, Crano, y por los dos hermanos
Tulcorano y Jalar hacen, unidos
Con trescientos intrépidos Hispanos,
Toda la retaguardia, sostenidos
De cincuenta ginetes, que Mexía
Con Auz y con Velazquez dirigia.

Cortés sin tomar puesto señalado, Con Garcia de Olguin y Olid marchaba, De otros cien Españoles escoltado, Que como una reserva destinaba, A ir con él prontamente á qualquier lado. Tal era el órden con que caminaba El exército todo silencioso, Pisando ya el terreno sospechoso.

58.

Apenas la Discordia lo divisa, Quando volando, al tártaro profundo Se precipita rápida, y avisa De quanto pasa á su tirano inmundo. Al oirla, con voz fiera á toda prisa Sus legiones convoca, y ácia el mundo Enderezan, dexando atras el viento, Hasta que ven de México el asiento.

59.

Qual nube de langostas destruidora Sobre sus alas sostenida, el cielo A una grande distancia descolora, Amenazando el cultivado suelo Desde léjos, así la asoladora Infernal turba, moderando el vuelo, El ayre infesta la ciudad cubriendo, Y su vasto horizonte obscureciendo. u tirano, en la atmósfera movido
l cetro fiero, agrega á la espantosa
Densa sombra que causa su extendido
njambre, quanta nube tenebrosa
u inmensidad ocupa: ennegrecido
lodo el cielo, se oculta temerosa
a luna, y cede el campo á los horribles
sfuerzos de los monstruos insensibles.

## 61.

l Español exército se admira

De aquella obscuridad inesperada,

á apresurar la marcha en vano aspira.

a tropa una con otra embarazada

in poder distinguirse, á llegar tira

luanto antes á meterse en la calzada,

ues una vez hallada, era el camino

nperdible y derecho á su destino.

# 62.

onsíguelo por fin, y alegremente, unque sin verse á un paso de distancia, mete en ella la animosa gente. uatimocin, á cuya vigilancia lo se habia ocultado, exâctamente nterado de cada circunstancia lel órden de su marcha, ya tenia lispuesto quanto al lance convenia.

Al mismo tiempo que por ambos lados De la calzada con silencio estaban Parte de sus guerreros embarcados En canoas, algunos se ocupaban Costeando al enemigo, otros pausados A espaldas del Hispano caminaban, Mas distantes, de modo que siquiera Ni el rumor mas pequeño percibiera.

64.

Así con gran silencio los monteros
De los vecinos pueblos, invadidos
De alguna tropa de animales fieros,
El bosque espeso cerçan extendidos
Que los abriga, toman los senderos
Y salidas, armados y advertidos;
Y hecho el cordon, aguardan la sabida
Señal de dar principio á la batida.

65. ·

Los Españoles que iban ya dexando
Léjos la Corte, alegres consentian
En que sus enemigos, ignorando
Su marcha, con quietud la acabarian,
Y en la calzada el tiempo aprovechando,
Una gran parte andada ya tenian,
Quando por todas partes embistiéron
Los Indios, y de flechas los cubriéron.

A sus orillas por entrambos lados
Atraca de repente una increible
Multitud de canoas; apretados
Los Españoles con furor horrible,
Destrozan á los Indios arrojados
Que encima de ellas saltan; su terrible
Fuego hace en las canoas tanto estrago,
Que de sus ruinas puebla el vasto lago.

67

La confusion, los gritos, los bramidos De mil bárbaros roncos instrumentos, Los fuertes y continuos estallidos Del cañon y arcabuz, los movimientos Encontrados, los golpes repetidos, Los choques de canoas, los lamentos Con el silencio de la noche, el suelo Estremeciendo, llegan hasta el cielo.

68.

La obscuridad que impide se columbre El mas cercano bulto, la porfiada Prisa de aquella inmensa muchedumbre De gente, la estrechez de la calzada El daño aumentan: sola la vislumbre De los tiros impide que engañada La mano por herir al enemigo, Traspase ciega el pecho del amigo. 69.

Con la ansia de llegar á las riberas
De la calzada, las canoas se hacen
Unas á otras estorbo; las primeras
Contra ella al fuerte empuje se deshacen,
O se vuelcan; no dexan las postreras
Atropelladas se desembaracen
Los infelices que con ellas se hunden,
Y baxo de sus quillas los confunden.

70.

Un corazon de triple bronce armado
Tendria el que á las voces lastimosas,
A los ayes de tanto desdichado,
No derramase lágrimas copiosas.
Compadeciendo al hombre, que criado
Para vivir las horas presurosas
Que le da el cielo en paz con sus iguales
Frenético se abisma en tantos males.

71.

Lleno de gozo el infernal tirano
Y sus crueles legiones, apacientan
La vista y el oido al inhumano
Espectáculo, y solo se lamentan
De que aun reprima el cielo el odio insano
Que contra el hombre mísero alimentan,
Pues si de su potencia no temblaran,
Todo el orbe en un punto devastaran.

Mas aunque su severo mandamiento Directamente quebrantar no osaban, Aprovechando astutos el momento De corta libertad que disfrutaban, En tropas esparcidos por el viento, Los esquadrones Indios esforzaban, Dirigiendo sus tiros, ó aterrando Con mil espectros al contrario bando.

**7**3·

Belzebut, que quiza el mas arrojado Era de toda la caterva impura, Repara que el Hispano adelantado En la vanguardia, al ver la cortadura Primera que se habia preparado En la calzada, sobre aquella hondura Coloca á prisa su portátil puente, Y vuela al punto allá rápidamente.

74.

Apenas llega, quando con horrible
Fuerza, las duras bigas apretando
Sobre entrambas orillas, que al movible
Puente sirven de apoyo, qual si en blando
Lodo fuese, las hunde su invencible
Brazo en las duras piedras, encajando
En ellas sus extremos de manera,
Que arrancarlo de allí imposible fuera.

75.

Mas quién de aquella noche dolorosa Los lances todos referir podria! La infinidad de heridas, la espantosa Variedad de la cruel carnicería, Que ocultó con su sombra tenebrosa! La narracion cansado dexaria, Aunque de acero cien lenguas contara, Y de otras tantas bocas disfrutara.

76.

Cortés hizo correr desde el instante Del ataque por todo el extendido Exército, que siempre ácia adelante Siguiese caminando bien unido, En quanto permitiese la pujante Fuerza del enemigo, y que ceñido A reprimirlo no le persiguiera, Aunque ponerlo en fuga consiguiera.

77.

El mismo, la vanguardia apresurando, La hace pasar el levadizo puente, Los bárbaros feroces rechazando, Que embisten por los lados vivamente, La fatigosa marcha retardando. Al cuerpo de batalla diligente Corre despues á tiento entre el obscuro Bullicio, y lo halla en el mayor apuro. iran multitud de bárbaros subida n la calzada, consiguió mezclarse lon la tropa Española, reducida tan poco terreno, que aun menearse lo podia, y sobre esto confundida lon las tinieblas desembarazarse lo lograba, por mas que Ordaz hacia, los restantes xefes que allí habia.

79.

lortés en tal peligro, y los guerreros

De su reserva, acometiendo unidos,

Ibren camino entre los hormigueros

De enemigos, que hervian recogidos

In la calzada, haciendo sus aceros

Atroz matanza en los inadvertidos

Due al agua prontamente no se echáron,

In a las canoas no se refugiáron.

80.

Qual de manchadas ranas la sencilla l'urba, que en primavera el fresco viento ale á gozar sobre la verde orilla de una laguna, al ver algun sediento tebaño que corriendo al agua, trilla sos campos, en el líquido elemento e precipita huyendo del estrago, lsí saltan los Indios en el lago.

Llega por fin Cortés á incorporarse
Al cuerpo de batalla, con presteza
Ordena que se esfuercen á ensancharse
Las hileras, y él mismo se endereza,
Adonde desconfiado de salvarse,
Un batallon está en tal estrecheza,
Cercado de un sin fin de Indios guerreros,
Que manejar no puede los aceros.

82.

A empujones, puñadas y bocados Pelean muchos, qual rabiosas fieras. A veces unos á otros abrazados, Hallan lugar de hacerse carniceras Heridas con las dagas y afilados Puñales, ó si estan de las riberas Cercanos, forcejeando inútilmente, Caen en el hondo lago juntamente.

83.

Cortés con sus soldados se abalanza
Entre la muchedumbre amontonada,
Abriendo, destrozando quanto alcanza
Entre las sombras la terrible espada.
Su llegada despierta la confianza
En la Española gente fatigada,
Que haciéndose lugar se va ordenando,
La calzada de bárbaros limpiando.

84.

Mientras al cuerpo de batalla daba Cortés este socorro, un ruido horrendo Acia la retaguardia resonaba. Alli Guatimocin mismo, acudiendo Con multitud de tropa la mas brava, Los pocos enemigos envolviendo, Sin que dieran sus armas golpe en vago, Hacia en ellos lastimoso estrago.

85.

Mas no era tan de balde que no hiciera En los contrarios gran carnicería Cada Español. Al ver ya su postrera Hora que amenazaba, no perdia Tiempo en vengarla, aunque desfalleciera Su fuerza, y aun á veces sucedia Exhausto el vencedor, quedar tendido Muerto sobre el cadáver del vencido.

86.

Mezclados por los ecos y los vientos,
Triste contraste hacian los furiosos
Cruxidos del acero, á los lamentos
De moribundos Indios, y piadosos
Clamores, que en los últimos alientos,
Elevaban al cielo religiosos
Los Españoles, que á una y á otra herida
Daban rendidos la animosa vida.

Cortés que á fuerza de un valor prudente Consiguió, que á los bárbaros rompiendo, El cuerpo de batalla ya del puente Pasado hubiese, el gran clamor oyendo Acia la retaguardia, diligente La tropa de su escolta recogiendo Se encaminó, mandando que parase La restante, y el puente resguardase.

88.

Apenas de esta se separó Hernando, Quando halló en la extension de la calzada Innumerables Indios, que cerrando Espesos el camino á la cercada Retaguardia, un clamor horrible alzando, Diéron con furia tan desesperada, Que en volandas gran trecho le lleváron Con los suyos, por mas que se esforzáron.

89.

En vano los aceros oponian;
Los Indios unos á otros se empujaban,
Y hasta la guarnicion se los metian;
Mas á los Españoles arrastraban
De modo, que aun aquellos que morian,
A caer en el suelo no llegaban,
Contra sus enemigos apretados,
Y qual si fueran vivos empinados.

Cortés nadando en sangre, amortecido El brazo á fuerza del estrago horrible, Y fatigado todo su escogido Batallon, largo rato la increible Prueba sostuvo, mas reconocido Que abrir aquel camino era imposible, Salvar la retaguardia desconfiando, Se fue lleno de pena retirando.

#### 91.

Emperrados los Indios le siguiéron, Haciéndole volver la armada frente A cada paso, empeño en que perdiéron Sin escarmiento un número de gente Muy crecido, hasta el punto en que le viéron Ya incorporado en el portátil puente Al cuerpo de batalla, que paráron Entonces, y su aliento moderáron.

92.

Cortés de la vanguardia recibido Aviso, de una nueva cortadura Que su camino habia detenido, A llevar allá el puente se aventura. A su voz con esfuerzo reunido, Mientras los unos la batalla dura Sostienen, tiran sus demas soldados A alzarlo y trasportarlo apresurados. Mas el monstruo infernal de modo habia Clavado sus extremos en el suelo, Que aunque sus fuertes brazos á porfia Nada omitiéron, fue vano su anhelo; Cada vez mas inmóvil parecia; Desconfiando arrancarlo, con rezelo De perder allí el tiempo mas precioso, Juzgó que abandonarlo era forzoso.

94.

Mandó sin detenerse, que siguiera
El cuerpo de batalla caminando,
Y él ácia la vanguardia su guerrera
Escolta á toda prisa enderezando,
Dispuso que entre tanto que estuviera
El los Indios del lago escarmentando,
Echasen los cadáveres que hallaran
En la honda cortadura, y la cegaran.

95.

Renuevase el combate á su llegada
Con los feroces Indios que querian
Desde el lago saltar en la calzada.
Un sin fin de canoas acudian
Cada instante, con gente destinada
De los crecidos pueblos que tenian
Su asiento en las lagunas, el estruendo
Desde los mas remotos percibiendo.

Y antes que el Indio á repararse acuda, Repite otro que parte el craneo fuerte De caiman, que le cubre la desnuda Cabeza, y le atolondra de tal suerte, Que de venir al suelo estuvo en duda. Apenas vuelto en sí su estado advierte, Quando sobre el Hispano ardiendo en ira, Un nublado de horribles golpes tira.

# 115.

Velazquez cauto, diestros pasos dando, Con el broquel apara la tormenta, Hasta que una ocasion feliz hallando, Al pecho le endereza la violenta Espada, que la cota atravesando, Asoma á las espaldas la sangrienta Punta, y derriba con mortal gemido Al bárbaro, en el suelo estremecido.

#### 116.

Como un torreon antiguo y elevado,
De sus firmes cimientos, al tremendo
Vayven de un terremoto, desquiciado,
Al suelo viene con horrible estruendo,
Y con sus ruinas cubre un dilatado
Espacio, así el feroz cuerpo cayendo,
Y en piezas esparcida la armadura,
Ocupa de terreno vasta anchura.

Cada vez estrechándose el terreno,
Que ocupaba la esquadra belicosa,
No podia tener el Indio á freno,
Ni aun manejar la espada en la horrorosa
Obscuridad. Ordaz de angustia lleno,
Vuelto al cielo exclamó: "Deidad piados,
"La muerte si es tu gusto no rehusamos,
"Pero á lo menos haz que nos veamos.

#### 100.

Esta breve oracion, acompañada
De una fe viva y del dolor mas tierno,
Penetra por los Angeles llevada
Hasta el sublime trono del Eterno;
La oye, y fixando con la vista airada
Las malignas legiones del Averno,
Que tienen en tal riesgo á los Hispanos,
Da á Miguel sus preceptos soberanos.

#### IOI.

- » Vuela veloz, le dice, y al profundo
- » Abismo precipita esos perdidos
- » Espíritus. Con nueva luz el mundo
- » Alumbra, disipando los tendidos
- » Negros nublados, que su ardid fecundo
- » Sobre ese lago tiene recogidos,
- Y al Español inspira nuevo aliento.
- Dice, y qual rayo el Angel corta el viento.

Como en sueño agradable embebecida Nuestra imaginacion, en un instante Pasea sin estorbo la extendida

- Superficie del orbe, y el distante
- . Cielo recorre; así de la subida
  - The Cumbre del alto empíreo, el brillante
- Angel, y en menos tiempo baxa armado,
- Sobre el obscuro lago ensangrentado.

# 103.

Antes que llegue silba conmovido

El ayre; los guerreros infernales
Se estremecen al oir el conocido
Estruendo de sus armas, tan fatales
Siempre para ellos. Grita sorprehendido
Su tirano que eviten sus mortales
Golpes, y al hondo tártaro gimiendo,
Huye con él el esquadron horrendo.

# 104.

Miguel blandiendo la temida lanza, Aun manchada de sangre del funesto Combate, en que vencida la pujanza De aquel malvado, desde el alto puesto Lo derribó al abismo, á los que alcanza Mas tardos hiere, á fin de que mas presto Dexando el ayre puro y las agenas Lides, cada uno vuelva á sus cadenas. Como asomando la rosada aurora
Su rostro al horizonte, temerosas
Las negras sombras huyen, y se dora
El cielo todo, así las tenebrosas
Nubes disipa el Angel, y colora
Con impensada luz las espaciosas
Tierras, y la extension de la laguna
Corriendo el velo de la clara luna.

### 106.

Los Españoles llenos de alegría
Al ver la nueva luz, reconociendo
Su situacion, reprimen la osadia
De los Indios; atroz destrozo haciendo
Los arcabuces, que la puntería
Con mejorado acierto dirigiendo,
Despojan la calzada brevemente,
De casi toda la enemiga gente.

# 107.

Luego que Ordaz la mira despoblada
De enemigos, prosigue caminando
A alcanzar la vanguardia, que avanzada
El puente de cadáveres pasando,
Estaba cerca de la suspirada
Amena orilla, rápida vadeando,
De contrarias canoas ya segura,
El lago que era allí de poca hondura.

# TO8.

Cortés á Sandoval que la mandaba, Encargó que al momento que llegase An Al pie de una colina, que acababa En la vecina costa, se situase Encima de su cumbre, que mandaba Todo el contorno, y desde allí cuidase De recoger la gente que viniera Huyendo á la extension de la ribera.

# 109.

Se encaminó despues con veloz paso
Al cuerpo de batalla, que venia
Marchando en órden y con poco atraso
Por la calzada, y dándole una guia
Para vadear el lago, el tiempo escaso
Aprovechó corriendo adonde oia
Desde léjos los gritos y el ruido,
Del combate cruel no fenecido.

### IIO.

Siguiendo la calzada con la gente De su escolta, la halló desamparada Del enemigo, y destruido el puente De madera, y juzgando destrozada La infeliz retaguardia totalmente, Por haber ya cesado la apartada Algazara que allí le habia llevado, Quedó de un dolor vivo atravesado. Discurriendo con todo que pudiera
Algun soldado huido incorporarse,
Que por fortuna libertado hubiera
La vida, largo rato el retirarse
Dilató, y con efecto fue su espera
Util, pues varios de ellos que escaparse
Lográron de los dardos Mexicanos,
Recogió así aliados como Hispanos.

### II2.

Su derrota total le confirmáron,
Sin saber dar razon del paradero
De sus xefes, de quienes se encontráron
Separados al ímpetu primero
De los Indios, y á nado se libráron.
Hernando al fin al ver que ya el lucero
Matutino anunciaba el claro dia,
Acia la costa sus soldados guia.

# **1**13.

Allí con el exército reunido, Que ocupaba la cima del collado, De la fatiga y del dolor rendido Se sienta en una piedra, acompañado De Sandoval y Olid, y enternecido, Vuelta la vista al lago dilatado, Pensando el triste fin de sus valientes Guerreros, vierte lágrimas ardientes. El viejo sin saber que combatia
Con tal auxilio, tira un tajo á Hernando
Tan fuerte, que sus años desmentia.
El airado Español la espada alzando,
Con otro le responde, que debia
Partirle en dos pedazos, mas silbando
Solo corta el acero el ayre vano,
Que ha quedado en lugar del Mexicano,

133.

Pásmase el Español, y exclama airado, El diabólico engaño coneciendo:

» El infierno sin duda te ha librado

» De mis manos, mas presto destruyendo

» Esa baxa canalla que ha quedado,

» El chasco vengaré. Calló, y tendiendo

La espada ácia Lidon, roxa la punta

Por la nuca salió, y el alma junta.

.134.

De un revés á Tegual corta el derecho Brazo, que al suelo, de la pica asido Cae, y tras de él su dueño á poco trecho En sangre anega el suelo endurecido; Su hijo Tiloco lleno de despecho Quiere vengarle, pero enternecido, Esperando quizás salvar su vida, Se arroja á él antes, á ligar su herida.

# CANTO DECIMOOCTAVO

ARGUMENTO.

Hernando ácia Tlascala perseguido
De los Indios camina hasta que llega
A un monte, desde el qual ve sorprehendido
Un exército inmenso, que en la vega
De Otumba el Mexicano ha prevenido.
Baxa el suyo, y se enciende una refriega
Sangrienta, que dudosa entre ellos dura,
Hasta que viene ya la noche obscura.

I.

Del dolor en que estuvo enagenado Cortés un rato, le sacó un bullicio, Que á la orilla del lago el avanzado Cuerpo Español movió, y haciendo juicio Que fuese algun ataque inopinado, Acudiendo, oye voces que al propicio Cielo dan gracias, porque algun Hispano Ha librado del crudo Mexicano.

2.

Distingue al mismo tiempo, á la gozosa Luz que la fresca aurora ya esparcia, Un guerrero, á quien cerca tumultuosa Su gente saludándole á porfia; No duró mucho tiempo su dudosa Suspension, pues al verle que venia, Marchó toda la turba ácia él corriendo, A Pedro de Alvarado conduciendo.

# CANTO DECIMOSEPTIMO.

ARGUMENTO.

Vencido el Mexicano se retira

Del Español quartel. Desesperado
A poco rato Motezuma espira.

Cortés con el exército apurado
De la enemiga Corte á salir tira
De noche, mas de modo es atacado
En la calzada, que aunque finalmente
Sale del riesgo, pierde mucha gente.

I.

Viendo que el Mexicano ya cedia Por todas partes, dexa á Olid Hernando Los guerreros que le hacen compañía, Con órden que el combate continuando, Al instante que viese que salia Del quartel, á los Indios apretando Tambien lo executase, colocada En la puerta una guardia moderada.

2.

Enviando luego mensageros prestos
A dar las instrucciones conducentes,
Con igual órden á los otros puestos,
Marcha solo á buscar á los valientes
Ginetes, al ataque ya dispuestos,
Que eran en todo ciento, y que impacientes
Le esperan. Saludándolos, ligero
Monta tambien en su caballo fiero.

Qual si fuera una paja la fornida Lanza empuña, conoce el generoso Bruto á su dueño, y con cerviz erguida Echando fuego masca el espumoso Duro freno, atronando la extendida Tierra con ambas manos; qual furioso Torbellino, partiendo en el momento, Oue avisa del clarin el grato acento.

Mientras esta tormenta se formaba, Rápido por los ayres, conducido Sin saber como, Tetlabaca estaba Junto al templo mayor, tan aturdido. Oue estar en algun sueño imaginaba, Quando el infernal monstruo, revestido De la figura de Tlaloc, con fiera Y ronca voz le habló de esta manera.

» A qué te has puesto, temerario anciano. » A medirte con ese hombre terrible? » Ignoras que contra él no alza la mano, » Sino el triste á quien lleva un infalible "Hado á la muerte? Tu valor insano, » Aun de mayores fuerzas sostenido, »De su acero feroz no te librara, » Si de tu suerte yo no me apiadara.

Los demas Españoles, exceptuando

🖴 ... El y yo, despues de hecha prodigiosa

Resistencia, las vidas exhalando,

Yacian. Emulando su gloriosa

🕍 » Muerte Velazquez, mas valor mostrando,

. » Quanta mas fuerza pierde, presurosa

Rueda la espada, y hace cosas tales,

Que exceden el poder de los mortales.

### 10.

» Guardándonos la espalda un elevado

» Monte de cuerpos muertos, combatiendo

» Con igual furia estaba yo á su lado,

» De mis armas al fino temple habiendo

\_... Debido el no sentirme penetrado

» De herida alguna grave; en esto abriendo

» Calle, á Velazquez con la espada en mano,

» Se acerca un desmedido Mexicano.

#### TI.

» Ví á la luz de la luna que aclaraba

» Que era el Rey de Tezcuco, el qual llegando

» Quando falto de fuerzas apoyaba

» Una rodilla en tierra, no mirando

» La baxeza de herirle como estaba,

» Sobre él horrendos golpes redoblando,

» Le acabó de quitar la poca vida,

» Por el corazon solo sostenida.

TOMO II.

» Así de todo á tu Monarca haciendo » Sabedor, quando acabe este combate,

» Prevenle que sus tropas recogiendo,

» El quartel ya de acometer no trate.

» Antes con la quietud entreteniendo

» Su confianza, los puentes desbarate,

» Oue de Tacuba estan en la calzada.

» Pues por allí es la fuga proyectada.

» Que para aquella noche, de manera

» Tenga sus batallones repartidos,

» Que los Hispanos no encuentren siquiera

» Un enemigo, hasta que esten metidos

» En la calzada, y sea la primera

» Sorpresa suya el verse acometidos

» Entre la obscuridad por agua y tierra,

» Con repentina y obstinada guerra.

### II.

» Añadele que el cielo favorable

» Apoyará sus armas con potente.

» Brazo, de modo que á ese formidable

» Enemigo destruya fácilmente.

» Que adore este decreto irrevocable,

» Dando las gracias con fervor ardiente,

» A la bondad con que mi caro hermano,

Y yo honramos el pueblo Mexicano.

Esto diciendo, se desaparece

La vision. Tetlabaca alzando al cielo

Las manos, los favores agradece

De la falsa Deidad, y con desvelo

Sus órdenes precisas obedece,

Marchando aprisa á dar aquel consuelo

A Belorano, á quien en el terrado

Mas alto de su casa halló asomado.

13.

Desde allí cuidadoso registraba

La plaza y el quartel, y conocia,

Aunque lo interior de él no divisaba,

Mediante el movimiento que veia

En su guerrera gente que ocupaba

Lo exterior, lo que dentro sucedia,

Ya triste, ya contento, segun era

Su temor, ó esperanza lisonjera.

14.

Llega en esto el anciano, y cariñoso
Saludándole, cuenta puntualmente
Quanto le ha sucedido. Muy gozoso
Belorano á Tlaloc agradecido,
Ora postrado, y ya con mas reposo,
Que el que hasta aquel momento habia tenido,
Que esté pronta la víctima mandando,
Sigue con él ácia el quartel mirando.

Viendo Guatimocin ya retirado
Al quartel el Hispano, en el momento
Las tropas recogió, y quedó admirado,
Quando el gran Sacerdote del portento
Le dió cuenta, y de quanto habia pasado
A Tetlabaca; gracias muy contento
Dió á sus Deidades, y con un expreso
Bando notició al pueblo aquel suceso.

28.

Ocupóse despues secretamente En consequencia de lo prevenido Por la vision en no dexar un puente En pie, y en repartir el aguerrido Exército, de modo que en la urgente Ocasion, al momento recogido Parte en canoas, parte en la calzada, Acudiese á la empresa meditada.

29.

Cortés despues que tuvo sosegado En el quartel su exército, fue ansioso A ver á Motezuma, cuyo estado De compasion llenó su generoso Corazon. Le encontró desesperado Conforme le dexó, sin que al reposo Se hubiese conseguido reducirle, Ni de su infernal furia divertirle. Sobre todo Cortés sintió la muerte
De Velazquez, varon incomparable
En el consejo, cuyo pecho fuerte
En qualquiera peligro incontrastable,
Era dotado de la misma suerte
De una bondad, que á todos le hacia amable,
Y que á pesar de ser de su enemigo
Pariente, siempre fue su fiel amigo.

22.

Mas su interior dolor disimulando,
A las luces del sol, que ya salia
Los dilatados campos alegrando,
Deseoso de saber lo que se habia
Perdido, todo el campo revistando
Vió que á mas de la gruesa artillería,
Y todo el equipage que llevaba,
Un tercio del exército faltaba.

23.

A doscientos llegaban los Hispanos
Que echó menos: pasaban de sesenta
Los caballos: los Indios Tlascalános,
Zempoales y otros de dos mil y ochenta,
Algunos prisioneros entre manos
De aquella nacion bárbara y sedienta
De sangre, que sin duda era peor suerte,
Que la de aquellos que segó la muerte.

"Procurad pues vivir. Algun reposo

"Conceded á ese cuerpo fatigado,

» Que si estais de bañaros deseoso,

» En la sangre de un pueblo que os ha amado,

"Y ahora os ofende, presto ese furioso

» Ardor satisfareis, de ella saciado,

» Si á un sugeto que os ama los oidos

» Abris á la razon endurecidos.

34

» Esto os digo, Señor, para probaros

» Que vuestro anhelo mismo ahora os convida

» A hacer quanto podais por conservaros;

» Mas quál fuera mi gozo, si rendida

» Esa alma nobilísima á los claros

» Resplandores que el cielo con la vida

» La dió para guiarse, me atendiera,

» Y sus furores suspender pudiera.

25.

» Léjos de lisonjear esa rabiosa

» Cólera que os destruye, os probaria

» Quan digno era de esa alma generosa

» El perdonar. Patente os mostraria

» La ceguedad horrible y lastimosa

» De vuestra abominable idolatría.

» Y la exîstencia de un Dios poderoso,

» Que solo puede haceros venturoso.

Este refirió á Hernando, que cogido Con otros camaradas prisionero, A los que le guardaban habia oido, Algun tiempo despues del choque fiero, Lamentar de que hubiesen perecido Entre la obscuridad, por lastimero Error, dos hijos del antecedente Monarca, á manos de su misma gente.

28.

Que el exército todo horrorizado
De aquel triste espectáculo, queria
Que fuese con gran pompa celebrado
Su funeral, y ya se dirigia
A la Corte, y que luego que el sagrado
Rito cumpliese, osado volveria
A perseguirlos, hasta que lograse,
Que rastro de Españoles no quedase.

29.

Cortés averiguado el fundamento
De no hallar enemigos, continuando
Su marcha, aquella noche hizo su asiento,
Quatro leguas el lago atras dexando,
En una aldea, que de bastimento
Provista se encontró, pues no pensando
Sus vecinos que allí llegado hubieran,
Se ahuyentáron poco antes que vinieran.

Feliz hallazgo para los rendidos
Españoles, que al punto colocáron
En la casa mas grande los heridos,
Y en las restantes todos se alojáron,
Teniendo por el campo repartidos
Aquellos centinelas que juzgáron
Precisos, para hallar algun reposo
Seguro, tras de un dia tan penoso.

3 I.

Tampoco su enemigo se dormia,
Pues al fin de aquel dia, celebradas
Las pomposas exêquias, se ponia
En camino, y á marchas redobladas
Tomar la delantera pretendia
A Cortés, y ocupar las dilatadas
Llanuras que de Otumba el valle encierra,
No léjos ya de Tlascalana tierra.

32.

Tetlabaca al Monarca habia dado
Este consejo, porque desconfiaba
De un combate en terreno tan quebrado
Como el que desde México mediaba
Hasta allí, en que podia un limitado
Esquadron resistir á la mas brava
Muchedumbre, tan solo ventajosa
En una tierra abierta y espaciosa.

Mas para fatigar á los Hispanos
Entre tanto, ordenó que los siguieran
Muchos cuerpos ligeros Mexicanos
Con Linacura, y los entretuvieran,
Dando tiempo tambien á que en los llanos
De Otumba su llegada precedieran
Las demas tropas, que iban baxo el mando
Del Tezcucano Príncipe marchando.

34.

A este Guatimocin lo habia dado, Porque en ausencia suya le tocaba, Como á Elector primero, y el estado Confuso del gobierno le estorbaba La Corte abandonar, pero á su lado A Tetlabaca puso en quien fiaba, Al Príncipe ordenando que no hiciese, Cosa en que su dictámen no viniese.

35.

A ochenta mil llegaban los guerreros,
Que el exército todo componian,
Incorporados á él de aventureros
Los Señores que mas sobresalian
En valor, sin contar con los ligeros
Cuerpos que á Linacura obedecian,
Que hasta veinte mil hombres completaban,
Y desde el mediodia caminaban.

Despues de llenas quantas faltriqueras, Quanto escondrijo habia en los vestidos, Embuten los morriones, las gorgueras, Las corazas, colchados y ceñidos Taalis, todos de oro, de manera Que no pueden moverse de impedidos, Y aun hubo algun soldado en aquel dia Que atacó el arcabuz con pedrería.

46.

Se ordenan en los patios los cañones, Y en manejables tercios repartidas Vituallas, herramientas, municiones, Y las tablas del puente divididas Con tal concierto, que en las ocasiones Puedan en breve rato estar unidas, Instruido cada Tamen de su puesto, Y del oficio á que ha de estar dispuesto.

47.

Todo lo mira cuidadoso Hernando
Discurriendo los patios, y á cada uno
De sus obligaciones enterando
Por menor; no omitiendo medio alguno
Para que todo en regla caminando,
En qualquier lance hallasen oportuno
Y á mano quanto fuera conducente
A defenderse ventajosamente.

Esto dixo, y al Príncipe alentado
La bandera entregó, que consistia
En una sutil red de oro acendrado,
Cuya materia á la labor cedia.
Un esponton ligero trabajado
De madera exquisita sostenia
Su peso, de la punta que formaba
Una rica esmeralda en que acababa.

40.

Cacumacin tomando la preciosa Insignia, dixo: » Augusto Soberano,

- » Espero que conteis por venturosa
- » La hora en que tan gran prenda en esta mano
- » Depositais; que volverá gloriosa
- » Teñida de la sangre del Hispano:
- » Feliz yo, aunque detras mi cuerpo muerto
- » Venga, de laurel funebre cubierto!

4 I

Acabó de decir, quando traidos
Del Monarca á los pies los belicosos
Despojos del Hispano recogidos,
Por su mano los dió á sus valerosos
Caudillos y guerreros distinguidos,
A unos corazas, picas ó preciosos
Broqueles, á otros yelmos, afiladas
Dagas, puñales, y á los mas espadas.

Respondióle Cortés benignamente
Que se estuviese quieto, hasta que fuera
De México marchase con su gente,
Y entonces á su casa conduxera
El herido, pues no era conveniente
Que antes alguno del quartel saliera.
Calló, y eterna gratitud jurando,
Tiloco al fin se despidió de Hernando.

52.

Pasado todo el curso de aquel dia
En preparar la marcha peligrosa,
La noche sosegada dividia
Por medio su carrera perezosa,
De la luna alumbrada que crecia,
Quando la tropa Hispana cuidadosa
Fue toda en órden del quartel saliendo,
La marcha ácia Tacuba dirigiendo.

53:

Iban delante Talma y Talcaguano
Con seiscientos flecheros Zempoales,
Detras seguia un esquadron Hispano
De doscientos soldados, á los quales
Mandaba Sandoval. Avila y Cano,
Tapia, Acebedo y otros oficiales
Con veinte de á caballo acompañaban
Su cuerpo, y la vanguardia completaban.

Linacura que solo pretendia
Cansar á los Hispanos, no pudiendo
Con los pocos soldados que traia
Otra cosa intentar, atras volviendo,
De léjos con perpetua gritería,
Al enemigo prosiguió teniendo
En cuidado, hasta tanto que al oriente
Apareció la aurora refulgente.

46.

Conociendo á su luz el limitado
Número de enemigos, sin tardanza
Cortés con el exército ordenado,
Por el camino de Tlascala avanza,
Aunque continuamente molestado
De ellos, que cada instante á semejanza
De moscas importunas le atacaban
De nuevo, y otras tantas se apartaban.

47.

A cada paso estrecho, á cada altura Ligeros la refriega repetian, Poniendo á los Hispanos en la dura Precision de pelear, si pretendian Adelantar, y quando ya en la obscura Noche romper el sueño presumian, Con fingidos ataques y algazara, Estorbaban que alguno descansara.

Cortés sin tomar puesto señalado,
Con Garcia de Olguin y Olid marchaba,
De otros cien Españoles escoltado,
Que como una reserva destinaba,
A ir con él prontamente á qualquier lado.
Tal era el órden con que caminaba
El exército todo silencioso,
Pisando ya el terreno sospechoso.

58.

Apenas la Discordia lo divisa, Quando volando, al tártaro profundo Se precipita rápida, y avisa De quanto pasa á su tirano inmundo. Al oirla, con voz fiera á toda prisa Sus legiones convoca, y ácia el mundo Enderezan, dexando atras el viento, Hasta que ven de México el asiento.

۲9.

Qual nube de langostas destruidora
Sobre sus alas sostenida, el cielo
A una grande distancia descolora,
Amenazando el cultivado suelo
Desde léjos, así la asoladora
Infernal turba, moderando el vuelo,
El ayre infesta la ciudad cubriendo,
Y su vasto horizonte obscureciendo.

El General Hispano examinando
Sus grandes fuerzas y su ventajosa
Situacion, el semblante no alterando
El riesgo, dió á su tropa belicosa
Orden de que la marcha continuando,
La cima coronasen escabrosa.
Llegáron y les dixo, con la mano
Mostrándoles el campo Mexicano.

52.

29 Qué alegre perspectiva, camaradas, 29 Despues de tan continuos y penosos 29 Encuentros, la que ofrece congregadas 29 Las fuerzas todas de esos enfadosos 29 Villanos, tantas veces derrotadas, 29 A fin que vuestros brazos valerosos, 29 A su importunidad con un sangriento 20 Castigo, den el último escarmiento!

**5**3·

» No les valdrá la noche favorable » A los cobardes; no entre la maleza » Se esconderán; ni en el intransitable » Escabroso terreno la braveza » Hispana burlarán, La practicable » Dilatada extension y la limpieza, » Que á los ojos presenta esa llanura, » De su completa ruina os asegura. Al mismo tiempo que por ambos lados De la calzada con silencio estaban Parte de sus guerreros embarcados En canoas, algunos se ocupaban Costeando al enemigo, otros pausados A espaldas del Hispano caminaban, Mas distantes, de modo que siquiera Ni el rumor mas pequeño percibiera.

64.

Así con gran silencio los monteros
De los vecinos pueblos, invadidos
De alguna tropa de animales fieros,
El bosque espeso cercan extendidos
Que los abriga, toman los senderos
Y salidas, armados y advertidos;
Y hecho el cordon, aguardan la sabida
Señal de dar principio á la batida.

65. ·

Los Españoles que iban ya dexando
Léjos la Corte, alegres consentian
En que sus enemigos, ignorando
Su marcha, con quietud la acabarian,
Y en la calzada el tiempo aprovechando,
Una gran parte andada ya tenian,
Quando por todas partes embistiéron
Los Indios, y de flechas los cubriéron.

Hispanos quatrocientos: los restantes Otomis, Chinantecas y Zempoales, Ya con tanta experiencia no ignorantes Del arte militar, de las fatales Reglas con que los héroes mas brillantes Sus crueldades hiciéron inmortales. Un cuerpo de reserva baxo el mando De Ordaz algo distante iba marchando.

٢8.

Este cuerpo, que estaba prevenido Para impedir que circundar pudiera La opuesta muchedumbre al reducido Exército, acudiendo á donde hubiera Riesgo, era de mil Indios, sostenido De trescientos Hispanos. La ligera Artillería en México salvada Estaba en ambas alas colocada.

59.

Cortés en su interior reconociendo El extremo peligro, cuidadoso Encargó á Sandoval que descendiendo A la llanura, al pie de aquel fragoso Monte todo el exército extendiendo Parase, y quando viera que impetuoso El enemigo á acometer llegara, Poco trecho á su encuentro se avanzara.

Ŋ

Con la ansia de llegar á las riberas
De la calzada, las canoas se hacen
Unas á otras estorbo; las primeras
Contra ella al fuerte empuje se deshacen,
O se vuelcan; no dexan las postreras
Atropelladas se desembaracen
Los infelices que con ellas se hunden,
Y baxo de sus quillas los confunden.

70.

Un corazon de triple bronce armado
Tendria el que á las voces lastimosas,
A los ayes de tanto desdichado,
No derramase lágrimas copiosas,
Compadeciendo al hombre, que criado
Para vivir las horas presurosas
Que le da el cielo en paz con sus iguales,
Frenético se abisma en tantos males.

7 I .

Lleno de gozo el infernal tirano
Y sus crueles legiones, apacientan
La vista y el oido al inhumano
Espectáculo, y solo se lamentan
De que aun reprima el cielo el odio insano,
Que contra el hombre mísero alimentan,
Pues si de su potencia no temblaran,
Todo el orbe en un punto devastaran.

"Ya acabasteis lo mas dificultoso.

, La flor de sus guerreros fenecida

"En el nocturno encuentro, este dañoso

Monton de fugitivos, que la vida

» Al honor prefirió, como medroso

» Rebaño de corderos la homicida

» Cuchilla á buscar viene, y mengua fuera

» Que un momento tan solo os resistiera.

# 64.

» Si el despecho que aquí ciegos los guia

» Los anima á pelear, tened presente

» Que aunque fuese mayor su valentía,

» Aunque fueran de yerro, tanta gente

» A poco esfuerzo los fatigaria;

» Pues qué será sabiendo ciertamente,

» Como sabeis, que su naturaleza

» Es igual á la vuestra en la flaqueza?

# 65.

» Qué no os podré decir de la importancia

» De destruir totalmente estos vandidos?

» La religion, la patria, en la constancia

» Vuestra confian ver restablecidos

» Sus derechos: las manos con instancia

» Los padres, las mugeres, los queridos

» Hijos os tienden, para que valientes

» Los libreis de esos hombres insolentes.

Mas quién de aquella noche dolorosa Los lances todos referir podria! La infinidad de heridas, la espantosa Variedad de la cruel carnicería, Que ocultó con su sombra tenebrosa! La narracion cansado dexaria, Aunque de acero cien lenguas contara, Y de otras tantas bocas disfrutara.

76.

Cortés hizo correr desde el instante Del ataque por todo el extendido Exército, que siempre ácia adelante Siguiese caminando bien unido, En quanto permitiese la pujante Fuerza del enemigo, y que ceñido A reprimirlo no le persiguiera, Aunque ponerlo en fuga consiguiera.

77·

El mismo, la vanguardia apresurando, La hace pasar el levadizo puente, Los bárbaros feroces rechazando, Que embisten por los lados vivamente, La fatigosa marcha retardando. Al cuerpo de batalla diligente Corre despues á tiento entre el obscuro Bullicio, y lo halla en el mayor apuro. Gran multitud de bárbaros subida
En la calzada, consiguió mezclarse
Con la tropa Española, reducida
A tan poco terreno, que aun menearse
No podia, y sobre esto confundida
Con las tinieblas desembarazarse
No lograba, por mas que Ordaz hacia,
Y los restantes xeses que allí habia.

79.

Cortés en tal peligro, y los guerreros
De su reserva, acometiendo unidos,
Abren camino entre los hormigueros
De enemigos, que hervian recogidos
En la calzada, haciendo sus aceros
Atroz matanza en los inadvertidos
Que al agua prontamente no se echáron,
O á las canoas no se refugiáron.

**80.** 

Qual de manchadas ranas la sencilla Turba, que en primavera el fresco viento Sale á gozar sobre la verde orilla De una laguna, al ver algun sediento Rebaño que corriendo al agua, trilla Los campos, en el líquido elemento Se precipita huyendo del estrago, Así saltan los Indios en el lago. Llega por fin Cortés á incorporarse
Al cuerpo de batalla, con presteza
Ordena que se esfuercen á ensancharse
Las hileras, y él mismo se endereza,
Adonde desconfiado de salvarse,
Un batallon está en tal estrecheza,
Cercado de un sin fin de Indios guerreros,
Que manejar no puede los aceros.

82.

A empujones, puñadas y bocados Pelean muchos, qual rabiosas fieras. A veces unos á otros abrazados, Hallan lugar de hacerse carniceras Heridas con las dagas y afilados Puñales, ó si estan de las riberas Cercanos, forcejeando inútilmente, Caen en el hondo lago juntamente.

83.

Cortés con sus soldados se abalanza Entre la muchedumbre amontonada, Abriendo, destrozando quanto alcanza Entre las sombras la terrible espada. Su llegada despierta la confianza En la Española gente fatigada, Que haciéndose lugar se va ordenando, La calzada de bárbaros limpiando. Mientras al cuerpo de batalla daba Cortés este socorro, un ruido horrendo Acia la retaguardia resonaba. Alli Guatimocin mismo, acudiendo Con multitud de tropa la mas brava, Los pocos enemigos envolviendo, Sin que dieran sus armas golpe en vago, Hacia en ellos lastimoso estrago.

85.

Mas no era tan de balde que no hiciera En los contrarios gran carnicería Cada Español. Al ver ya su postrera Hora que amenazaba, no perdia Tiempo en vengarla, aunque desfalleciera Su fuerza, y aun á veces sucedia Exhausto el vencedor, quedar tendido Muerto sobre el cadáver del vencido.

86.

Mezclados por los ecos y los vientos,
Triste contraste hacian los furiosos
Cruxidos del acero, á los lamentos
De moribundos Indios, y piadosos
Clamores, que en los últimos alientos,
Elevaban al cielo religiosos
Los Españoles, que á una y á otra herida
Daban rendidos la animosa vida.

Cortés que á fuerza de un valor prudente Consiguió, que á los bárbaros rompiendo, El cuerpo de batalla ya del puente Pasado hubiese, el gran clamor oyendo Acia la retaguardia, diligente La tropa de su escolta recogiendo Se encaminó, mandando que parase La restante, y el puente resguardase.

88.

Apenas de esta se separó Hernando, Quando halló en la extension de la calzada Innumerables Indios, que cerrando Espesos el camino á la cercada Retaguardia, un clamor horrible alzando, Diéron con furia tan desesperada, Que en volandas gran trecho le lleváron Con los suyos, por mas que se esforzáron.

89.

En vano los aceros oponian;
Los Indios unos á otros se empujaban,
Y hasta la guarnicion se los metian;
Mas á los Españoles arrastraban
De modo, que aun aquellos que morian,
A caer en el suelo no llegaban,
Contra sus enemigos apretados,
Y qual si fueran vivos empinados.

No con menos furor Rangel peleaba,
Que á Nipo y Pilo que de entrambos lados
Le embistiéron, al tiempo que apretaba
Con el caballo á Carpo, rechazados
En el broquel sus dardos, desterraba
Para siempre del mundo, separados
Los dos brazos de Nipo á un golpe horrendo
De su espada, y á Pilo el pecho abriendo.

82.

Briones, Soto, Diaz, Juan Volante, Con Jorge de Alvarado y con Mexía, Qual rayos rompen quanto por delante Se opone á su furor. Viendo que huia Su gente, Aldino con feroz semblante Reprehendiendo su torpe cobardía, La detiene, y con Linco, Almo y Leprande, Le ayuda al mismo intento Cayomande.

83.

A la tímida turba las espadas
Presentan, de matar amenazando
Al que adelante pase: avergonzadas
Las tropas se revuelven, y bramando
Nuevamente acometen apretadas
Al Hispano, los campos atronando
Las armas con los golpes repetidos,
Y al vencedor apuran los vencidos.

Mas el monstruo infernal de modo habia Clavado sus extremos en el suelo, Que aunque sus fuertes brazos á porfia Nada omitiéron, fue vano su anhelo; Cada vez mas inmóvil parecia; Desconfiando arrancarlo, con rezelo De perder allí el tiempo mas precioso, Juzgó que abandonarlo era forzoso.

94.

Mandó sin detenerse, que siguiera
El cuerpo de batalla caminando,
Y él ácia la vanguardia su guerrera
Escolta á toda prisa enderezando,
Dispuso que entre tanto que estuviera
El los Indios del lago escarmentando,
Echasen los cadáveres que hallaran
En la honda cortadura, y la cegaran.

95.

Renuevase el combate á su llegada
Con los feroces Indios que querian
Desde el lago saltar en la calzada.
Un sin fin de canoas acudian
Cada instante, con gente destinada
De los crecidos pueblos que tenian
Su asiento en las lagunas, el estruendo
Desde los mas remotos percibiendo.

Juan Portillo, que al frente combatia, A Lipón de un revés cercenó entero El brazo izquierdo. A Pungo que acudia A socorrerle atravesó el gargüero De una estocada; y al mancebo Olmía, Que en los alegres bayles el primero Era en el garvo, de un revés cercena El muslo diestro, y triste danza estrena.

88.

Jalimo que las guardias Imperiales
Gobernaba, el estrago reparando
Que el Español hacia, y los mortales
Golpes que daba, echó mano bramando
Del arco fino, y entre las fatales
Flechas, la mas aguda separando,
Colocada sobre él, tiró derecho
Con fuerza horrenda al enemigo pecho.

89.

Rompe el ayre Silvando, y traspasado El peto, le abre junto á la tetilla Derecha cruel herida. Desmayado Vacila el Español, y la rodilla Dobla sobre su espada sustentado. Los bárbaros se arrojan en quadrilla, Porfiando todos por aprisionarle Vivo si pueden, ó si no acabarle. Cada vez estrechándose el terreno,
Que ocupaba la esquadra belicosa,
No podia tener el Indio á freno,
Ni aun manejar la espada en la horrorosa
Obscuridad. Ordaz de angustia lleno,
Vuelto al cielo exclamó: "Deidad piadosa,
"La muerte si es tu gusto no rehusamos,
"Pero á lo menos haz que nos veamos.

### 100.

Esta breve oracion, acompañada
De una fe viva y del dolor mas tierno,
Penetra por los Angeles llevada
Hasta el sublime trono del Eterno;
La oye, y fixando con la vista airada
Las malignas legiones del Averno,
Que tienen en tal riesgo á los Hispanos,
Da á Miguel sus preceptos soberanos.

# IOI.

- "Nuela veloz, le dice, y al profundo
  "Abismo precipita esos perdidos
  "Espíritus. Con nueva luz el mundo
  "Alumbra, disipando los tendidos
  "Negros nublados, que su ardid fecundo
  "Sobre ese lago tiene recogidos,
  "Y al Español inspira nuevo aliento.
- Dice, y qual rayo el Angel corta el viento.

93

Solo el feroz Angol á hacerle frente Se aventura, en sus fuerzas confiado, Descargando la maza en el luciente Yelmo con tal vigor, que aunque de lado, Le hace ver tantas luces de repente, Quantas en noche clara el estrellado Cielo presenta. El Español al pronto Queda al tremendo golpe como tonto.

94

Mas apenas recobra su sentido, Quando encendidos rayos fulminando Por los ojos, qual fiero tigre herido, Sobre el bárbaro audaz la espada alzando Le abre el escudo, el yelmo, y dividido El cráneo en dos pedazos, derramando Bullentes sesos, y de sangre viva Roxo torrente, al suelo lo derriba.

95.

Poco tarda en seguirle Caniomero
Su primo, que entre tanto que él peleaba,
Por la espalda arrojándose ligero
Al Español caido, se esforzaba
A arrancar de sus manos el acero,
Y mientras que este se lo disputaba,
Bernal lo ve, y al bárbaro de un tajo
Abre hasta el pecho desde el hombro á baxo.

105.

Como asomando la rosada aurora Su rostro al horizonte, temerosas Las negras sombras huyen, y se dora El cielo todo, así las tenebrosas Nubes disipa el Angel, y colora Con impensada luz las espaciosas Tierras, y la extension de la laguna Corriendo el velo de la clara luna.

106.

Los Españoles llenos de alegría
Al ver la nueva luz, reconociendo
Su situacion, reprimen la osadia
De los Indios; atroz destrozo haciendo
Los arcabuces, que la puntería
Con mejorado acierto dirigiendo,
Despojan la calzada brevemente,
De casi toda la enemiga gente.

107.

Luego que Ordaz la mira despoblada
De enemigos, prosigue caminando
A alcanzar la vanguardia, que avanzada
El puente de cadáveres pasando,
Estaba cerca de la suspirada
Amena orilla, rápida vadeando,
De contrarias canoas ya segura,
El lago que era allí de poca hondura.

Cortés á Sandoval que la mandaba, Encargó que al momento que llegase Al pie de una colina, que acababa En la vecina costa, se situase Encima de su cumbre, que mandaba Todo el contorno, y desde allí cuidase De recoger la gente que viniera Huyendo á la extension de la ribera.

109.

Se encaminó despues con veloz paso Al cuerpo de batalla, que venia Marchando en órden y con poco atraso Por la calzada, y dándole una guia Para vadear el lago, el tiempo escaso Aprovechó corriendo adonde oia Desde léjos los gritos y el ruido, Del combate cruel no fenecido.

110.

Siguiendo la calzada con la gente De su escolta, la halló desamparada Del enemigo, y destruido el puente De madera, y juzgando destrozada La infeliz retaguardia totalmente, Por haber ya cesado la apartada Algazara que allí le habia llevado, Quedó de un dolor vivo atravesado. Discurriendo con todo que pudiera
Algun soldado huido incorporarse,
Que por fortuna libertado hubiera
La vida, largo rato el retirarse
Dilató, y con efecto fue su espera
Util, pues varios de ellos que escaparse
Lográron de los dardos Mexicanos,
Recogió así aliados como Hispanos.

#### II2.

Su derrota total le confirmáron,
Sin saber dar razon del paradero
De sus xefes, de quienes se encontráron
Separados al ímpetu primero
De los Indios, y á nado se libráron.
Hernando al fin al ver que ya el lucero
Matutino anunciaba el claro dia,
Acia la costa sus soldados guia.

## 113.

Allí con el exército reunido, Que ocupaba la cima del collado, De la fatiga y del dolor rendido Se sienta en una piedra, acompañado De Sandoval y Olid, y enternecido, Vuelta la vista al lago dilatado, Pensando el triste fin de sus valientes Guerreros, vierte lágrimas ardientes.

(

Alvarado á su acuerdo en tanto vuelto, Echando espuma de corage, asiendo El acero á dos manos, sobre el suelto Mareande lo descarga; el Indio huyendo El cuerpo al fuerte tajo, con resuelto Animo se le abraza, suponiendo Ya suya la victoria con certeza, Pues en luchar es grande su destreza.

### 106.

Como la verde yedra el tronco duro Ciñe y aprieta de álamo nudoso, O de una antigua torre el alto muro; Así liga y enlaza el vigoroso Bárbaro al Español, y en grande apuro Le pone, á un lado y otro sin reposo Llevándole en sus brazos, sin poderse, Fixos los pies en tierra, rehacerse.

## 107.

Mas no le duró mucho aquel contento, Que el valiente Español avergonzado Logró hacer hincapie, y con movimiento Presto estrechando el Indio al pecho armado, Deshechas las costillas, sin aliento Le derribó en el suelo, donde hollado Por aquella confusa muchedumbre, Para siempre dexó la mortal lumbre.

TOMO II.

## CANTO DECIMOOCTAVO.

ARGUMENTO.

Hernando ácia Tlascala perseguido
De los Indios camina hasta que llega
A un monte, desde el qual ve sorprehendido
Un exército inmenso, que en la vega
De Otumba el Mexicano ha prevenido.
Baxa el suyo, y se enciende una refriega
Sangrienta, que dudosa entre ellos dura,
Hasta que viene ya la noche obscura.

I.

Del dolor en que estuvo enagenado Cortés un rato, le sacó un bullicio, Que á la orilla del lago el avanzado Cuerpo Español movió, y haciendo juicio Que fuese algun ataque inopinado, Acudiendo, oye voces que al propicio Cielo dan gracias, porque algun Hispano Ha librado del crudo Mexicano.

2.

Distingue al mismo tiempo, á la gozosa Luz que la fresca aurora ya esparcia, Un guerrero, á quien cerca tumultuosa Su gente saludándole á porfia; No duró mucho tiempo su dudosa Suspension, pues al verle que venia, Marchó toda la turba ácia él corriendo, A Pedro de Alvarado conduciendo.

#### III.

El primero Talimo su osadia
Pagó, pues de un revés el diestro brazo
Le separó; siguióle Gualmopia,
Que de una punta atravesado el brazo,
Fue á hacerle por el suelo compañía;
De un gran tajo á Lurcan cortó un pedazo
Del yelmo, y detras de él ensangrentado,
De la dura cabeza todo un lado.

#### ' I I 2.

Diera fin Alvarado de la gente Que en contorno le estaba combatiendo, Si Jalmo desde léjos el urgente Peligro de los suyos advirtiendo, No le hubiera tirado felizmente Una flecha veloz, que dividiendo El ayre, penetró por la juntura Del diestro brazo falta de armadura.

## 113.

Por el codo asomaba la afilada
Punta, un dolor tan vivo ocasionando,
Que solo del Hispano la alma osada
A sufrirlo bastara, y trasladando
A la otra mano la terrible espada,
Con igual furia continuó peleando,
Hasta que de los suyos persuadido,
Se retiró á curar el brazo herido.

» Veinte quedamos solos reunidos,

» Y envueltos entre un fiero torbellino

"De bárbaros, haciendo enfurecidos

"Matanza horrible por abrir camino;

» Mas de tal modo estábamos ceñidos,

» Y tanta muchedumbre sobrevino,

» Que á pesar de la sangre que corria,

» Ni un paso adelantar se conseguia.

7

» A vencer ó morir determinados,

» La desigual batalla sosteniendo

» Mucho tiempo, los brazos fatigados

» Ya el peso del acero no pudiendo

» Aguantar, á los Indios renovados

» A cada instante débilmente hiriendo,

» La esperanza aumentaban, anunciando

» Que nuestra hora postrera iba llegando.

8.

» Velazquez animoso, qual si diera

» Principio á la batalla, no encontraba

» Defensa que á su espada resistiera.

» Cabezas, brazos, piernas cercenaba,

» Con la misma presteza que lo hiciera

» En tiernos juncos; pero le rodeaba

» Tal número, que en mil partes herido,

» De propia sangre estaba ya teñido.

#### 117.

Triste de aquel que herido á tierra viene; Entre aquella confusa gritería, Pisado, reventado, antes que suene Su amarga queja, en bárbara agonía Muere. Allí la piedad lugar no tiene, Ni lo encuentra la misma cobardía, Sacando aun la mas vil naturaleza, En tal peligro fuerzas de flaqueza.

#### 118.

Ordaz de sangre bárbara cubierto,
Metido en la refriega mas espesa,
A costa de cien vidas paso abierto
Encuentra, caminando con tal priesa
Entre los Indios, como en un desierto
Cañaveral la llama que atraviesa
De uno á otro lado, el fuego propagando,
Y las áridas cañas abrasando.

### 119.

Prando, Arimón, Caloro, Lemo, Aldano Ceden la vida al filo de su espada, Y tú, Lemario audaz, que con tu hermano Tupia, animoso entre la amedrentada Turba, de cara heristes al Hispano El muslo izquierdo de una atroz lanzada, Mientras descargó Tupia fuertemente La maza enorme sobre su alta frente.

"El cielo me es testigo, que furioso "La poca fuerza opuse que aun tenia "Por defenderle, pero fue infructuoso "Mi valor, pues de modo me oprimia "La inmensa multitud, que sin reposo "Junta por todas partes me embestia, "Que á tiempo no llegué de libertarle, "E inútilmente procuré vengarle.

13.

» Al ir á dar un tajo al Tezcucano,

» Mi poco aliento todo recogiendo,

» Al suelo vine no sé porque mano,

» El sentido totalmente perdiendo:

» Lo que pasó despues quisiera en vano

» Referir, pues del uso careciendo

» De mi razon, ignoro aun si fue largo

» O breve de mis luces el embargo.

## 14.

» Solo sé que al volver en mi sentido » Me encontré sumamente desmayado, » Sobre helados cadáveres tendido, » Y en profundo silencio sepultado. » Todo, no percibiendo ya el oido » Sino un ruido confuso y apartado, » De los Indios sin duda que bogaban » Léjos, y á la ciudad se retiraban. » Recobrando con esto nuevo aliento,

» Me esforcé á levantarme lentamente.

» La calzada seguí, cada momento

» Aplicando el oido atentamente,

» Por temer con sobrado fundamento,

» Que algunos enemigos ácia el frente,

» Guardando aquel camino aun estuviesen,

» Y con la claridad me descubriesen.

### 16.

» Largo rato seguí sin que ocurriera

» Estorbo, quando léjos percibiendo

» Algun bullicio, para ver lo que era

» Agachado adelante prosiguiendo,

... Distingo bultos ácia la ribera

» Izquierda de él, y la derecha viendo

» Libre, pensé que oculto lograria

» Pasar si las espaldas les cogia.

### 17.

» Fuíme pues arrimando cautamente,

» Notando que miraban divertidos

» Al lago, y ya llegaba felizmente

» A emparejar con ellos no advertidos

»De mi persona, quando casualmente

» Uno en mí reparó, y dando alaridos,

"Todos con movimiento repentino,

» Cortarme pretendiéron el camino.

» Mas yo al verme sentido á tal carrera

"Me esforcé que por listos que anduviéron,

» Les llevé ventajosa delantera.

» Con el mayor teson me persiguiéron,

» Hasta que al tropezar con la primera

» Cortadura en que el puente destruyéron,

» Pensé un instante, hallándome cortado,

» A embestirlos volver desesperado.

### 19.

» Mas viendo que eran tantos, rezeloso

» Con razon de que al ruido cargaria

» Sobre mí otro tropel mas numeroso,

» Que hubiese por aquella cercanía,

» Dirigida ácia el fondo cenagoso

» La punta de la pica que tenia,

"Todo temor pospuesto, desde lo alto

» A la otra banda me arrojé de un salto.

### 20.

» Fixo en pie me quedé, sin que me hiciera

» Daño alguno, y dexando atras burlado

» El bárbaro enemigo, con ligera

» Prisa seguí el camino, y pasé el vado

» Hasta hallaros aquí. Así su sincera Historia en breve relató Alvarado, Excitando la pérdida de tanto Guerrero en los oyentes tierno llanto. 129.

- A aquellos que peleaban con denuedo, Dontinuad, les decia, ó valerosos
  - » Mexicanos, en quienes nunca el miedo
    - » Logró entrar! Vuestros hechos generosos,
- 2 » Que dignamente yo elogiar no puedo,
  - » Ensalzarán los siglos envidiosos
- De vuestra gloria. Así los animaba,
- Al paso que á los tímidos gritaba.

### 130.

- » Hombres cobardes, heces de la fiera
- » Mexicana nacion, pensais huyendo
- » Escapar de la espada carnicera
- "Del enemigo? Estrago mas horrendo
- »De vuestros camaradas os espera
- » Que á la espalda teneis, pues que no haciendo
- » Efecto la vergüenza en vuestros pechos,
- » Haré con el rigor que andeis derechos.

### 131.

Así el Médico sabio la doctrina,
A una experiencia sólida agregando,
Usa de diferente medicina,
La dolencia y las fuerzas consultando
Del enfermo. La cálida propina
Al uno, la fria al otro, ó bien mezclando
Ambas, con vario método procede
De manera, que el mal á su arte cede.

Vió tambien de amargura penetrado, Que en el combate habian fenecido Dos hijos de los tres que habian quedado De Motezuma, y solo habia salido Libre Don Pedro, que despues honrado Por el Monarca Hispano, su apellido Propagó en descendencia dilatada, Que en nuestro tiempo exîste respetada.

25.

Pasada la revista Cortés, dando
El rato indispensable á sus guerreros
De alimentarse, el tiempo aprovechando
Siguió la marcha. Cien arcabuceros
Para la retaguardia destinando,
Que en persona mandaba, y diez ligeros
Caballos, suponiendo que seria
El parage que mas peligraria.

26.

Sin parar todo el dia camináron,
No hallando un enemigo que intentara
Oponérseles, cosa que admiráron
Sumamente, hasta tanto que la rara
Causa de esta conducta averiguáron,
Que fue poco antes de que se acabara
El dia por un bárbaro aliado,
De entre los enemigos escapado.

# INDICE.

## ▶ DE LAS COSAS MAS NOTABLES

CONTENIDAS EN ESTE SEGUNDO TOMO.

## $\mathbf{A}$

Alanór, Tlascaláno, hiere á Lepomando, pag. 167.

≝

Alvarado (Pedro de) queda mandando en México en ausencia de Cortés, 72. Defiende con mucho valor el quartel acometido por los Mexicanos, 160 y siguientes. = Mata á Talano, 177. = Va con Mexia á socorrer á Saucedo contra Guatimocin, 178 y siguiente. = Embiste con el cuerpo de reserva fuera del quartel á Cacumacin y á Indatiro, y los derrota, 180 y siguientes. - Atropella á Mareguano, mata á Lango, y hace prisionero á Belorano, 184 y siguiente. Da cuenta á Motezuma de las circunstancias de la rebelion de sus vasallos y de su deposicion, 188 y siguiente. Despacha al Zempoal Talisco para avisar el riesgo del quartel á Cortés, 190. = Refiere á este la total derrota de la retaguardia, los peligros que habia corrido, y la muerte de Juan Velazquez de Leon, 335 y siguientes. Mata á Marcande, 369 á Talimo, Gualmopia y Lurcan, y es herido por Jalmo, 371.

Alecto, furia infernal, se aparece á Narvaez, 47.

Andino y Cayomande cercan al esquadron de Olid, 359. Angel, enviado por el Señor á favorecer á Diego de Ordaz y á su compañero, quando van á explorar el campo de Narvaez, 94. — Manda al Descuido que se apodere de su exército, 95.

Argüello pelea con mucho valor contra el exército de Qualpoca, 8.—Los Mexicanos le cortan la cabeza, 10.

Feliz hallazgo para los rendidos Españoles, que al punto colocáron En la casa mas grande los heridos, Y en las restantes todos se alojáron, Teniendo por el campo repartidos Aquellos centinelas que juzgáron Precisos, para hallar algun reposo Seguro, tras de un dia tan penoso.

3 I.

Tampoco su enemigo se dormia,
Pues al fin de aquel dia, celebradas
Las pomposas exêquias, se ponia
En camino, y á marchas redobladas
Tomar la delantera pretendia
A Cortés, y ocupar las dilatadas
Llanuras que de Otumba el valle encierra,
No léjos ya de Tlascalana tierra.

32.

Tetlabaca al Monarca habia dado
Este consejo, porque desconfiaba
De un combate en terreno tan quebrado
Como el que desde México mediaba
Hasta allí, en que podia un limitado
Esquadron resistir á la mas brava
Muchedumbre, tan solo ventajosa
En una tierra abierta y espaciosa.

Chalco, su discurso á Leocado, 164. Defiende con valor su puesto, 174.

Claurina, muger de Guatimocin, 123.

Cortés averigua la traicion de Motezuma, y le prende en su palacio, 11 y siguientes. Marcha desde México contra Narvaez, 72. Ele convida inútilmente con la paz. 74. = Embistele en su quartel, 107. = Queda Narvaez preso y vencido, 110 y siguientes. - Ofrece Cortés su proteccion al Príncipe Lemano, 230.= Marcha á México, 233. = Se apodera de Tepeaca. 235. = Encuentra la cabeza de Juan Yuste, 236. = Vence á los Indios de Tepeaca y los perdona, 240 y siguientes. = Entra en México, y se une con Alvarado, 243. = Mata á Leotón, Atimán, Guacoldo y Puna, 270 v siguiente. = A Leocan, Jalamo v Alor, 201 y siguientes. = A Lidon, 293. = Corta un brazo á Tegual, y perdona la vida á su hijo, 294. = Procura inútilmente con el Padre Olmedo calmar á Motezuma. 305 y siguientes. = Acompaña con pompa el cadáver de Motezuma, que se entrega al Senado Mexicano. 308. = Sale de noche con su exército de México, 312. Socorre á la vanguardia y al cuerpo de batalla, 325 y siguiente. Su arenga al exército antes de la batalla de Otumba, 351 y siguiente.

Cromo hace frente á Cacumacin, 175. Cuyuacan, muerto por Olid, 360.

### D

Diaz (Bernal) sus hazañas, 109. — Con Jorge de Alvarado y otros Españoles sostiene con valor á Olid, 274. — Defiende á Juan Portillo, 364. — Mata á Angol y á Caniomero, 365.

Discordia, furia infernal, enviada por el Príncipe del

Subió estando las tropas preparadas
Guatimocin á un trono, de repente
Levantado en la plaza, cuyas gradas
Rodeaba el gran Senado reverente,
Y á su vista pasáron ordenadas,
Una tras de otra, haciendo al eminente
Monarca reverencia, con rendidas
Banderas, y con armas abatidas.

37.

Cacumacin que á lo último cerrando La marcha del exército venia, Tres veces de rodillas saludando Al gran Emperador, en compañía De Tetlabaca, y á sus pies llegando, Oyó postrado lo que le decia, Al paso que él con la Imperial bandera En la mano, le habló de esta manera.

38.

- » Este estandarte, ó Príncipe animoso,
- » A tu valor y á tu prudencia fio:
- » Haz de modo que vuelva aun mas glorioso,
- » Que ahora con el exército lo envio.
- "Destruid, acabad con ese odioso
- » Enemigo. Mostrad que al fiero brio
- "De la invencible tropa Mexicana,
- » Cede rendida toda fuerza humana.

### H

Holguin (Garcia de) mata á Titagualdo y á Gracolan, 360.

### L

Lemano, Príncipe heredero de Tezcuco, se presenta á Cortés con su esposa Elmina, y cuenta su historia, 210 y siguientes.

Leocado, su cobardía, 164. Es muerto por Talano, 176. Leogano, tio de Marina, muerto por Sandoval, 281.

Lepomando, General Mexicano, su carácter, suerzas y armadura, 155 y siguiente. — Acomete á Sedeño, Alanor, Gualemo y otros guerreros, 165. — Mata á Ribera, Larino, Xalán y Juan de Aguera, y hiere á Sedeño, 166 y siguiente. — Interrumpe el discurso de Motezuma, y enciende á los Mexicanos contra él, 252. — Rompe las puertas del quartel, 269. — Mata á Gutierrez y á Ruiz, 270. — A Lidano, 284. — Y es muerto por Velazquez de Leon, 287.

Linacura persigue á Cortés hasta cerca del valle de Otumba, 348 y siguientes.

Lopez (Martin) va á Tlascála á construir trece bergantines, 232.

Lucifer obscurece con nublados el horizonte acudiendo á socorrer á los Mexicanos con las legiones infernales, 314 y siguiente.

### M

Megera, furia infernal, va con su hermana Tisifone á buscar al sueño, cuya morada se describe, 4, 9 y siguientes. — Con él van al parage donde habita el tiempo, 52. — Describense las prisiones de los vientos, 53. — Dan libertad al levante. 54.

Mientras que así el exército salia
De México, el valiente Linacura
Su marcha acelerado proseguia,
Y quando huyendo de la sombra obscura
El horizonte abandonaba el dia,
Del Español teniendo ya segura
Noticia, de la aldea en que paraba,
A legua y media corta se encontraba.

43.

Desde allí, divididos sus guerreros,
Mandó se adelantasen diligentes,
De la aldea apartados por senderos
Diversos, á ocupar los diferentes
Pasos estrechos y desfiladeros,
Y á guarnecer las cumbres eminentes,
Que en el camino de Tlascala hallaran,
Y el paso al enemigo disputaran.

44.

Marcháron, y despues con los restantes El ácia el enemigo enderezando, Dió con las avanzadas vigilantes. Estas entre las sombras divisando Tanto bulto, con gritos incesantes Dando al arma, y el paso redoblando, De su campo acudiéron al abrigo, Despierto y pronto contra el enemigo. combaten con valor á los Españoles, 183.

Ordaz (Diego de) va con Gonzalo de Alvarado á explorar el quartel de Narvaez, 95. — Matan un soldado de este y prenden otro, 97. — Al volver á su campo prenden á otro llamado Juan Ribera, 102. — Mata á Piloro, Timando y Puran, 267. — Pide al cielo que se aclare la noche, 328. — A su ruego baxa el Angel San Miguel, y destierra las legiones infernales y la obscuridad, idem y siguientes. — Mata á Prando, Arimon, Calaro, Lemo y Aldano, es herido por Lemario, y le mata tambien igualmente que á Tupia, 373 y siguientes.

## P

Portillo (Juan) mata á Lipón y Pungo, y es herido por Jalimo, 363.

### R

Rangel, su valor en Zempoála, 109. = Mata á Nipo y Pilo, 361.

## S

Salvatierra con Yuste y el jóven Velazquez pelean con valor por Narvaez, 109. Quedan presos, 112.

Sandoval llega con la vanguardia y el cuerpo de batalla á la Ribera, 331 y siguientes. — Mata á Narpo, Orindo y Nador.

Segovia mata á Pran, 179.

## T

Talano, General Mexicano, 155. — Mata á un centinela Zempoal, 158. — Combaten él y el Príncipe de TOMO II. De este modo siguiéron la penosa Marcha hasta el quarto dia, que vencida Una montaña, quando la fogosa Carrera el sol mediaba, la escogida Turba de corredores presurosa Volvió atras, dando al arma repetida, Visto al pie de ella el dilatado llano De Otumba, que llenaba el Mexicano.

49.

Cortés mandó hacer alto en el instante Al exército todo, y arrojado El fogoso caballo ácia adelante, De Sandoval y Olid acompañado Llegando á la alta cumbre, no distante De su pendiente falda vió ordenado, Ocupar todo el valle, innumerable Exército á la vista formidable.

ζο.

Los dardos y las picas herizadas,
Que qual mieses inmensas se perdian
En el vasto horizonte, las variadas
Insignias que las huestes distinguian,
Los broqueles, las cotas que inflamadas
Por el sol, vivo fuego despedian,
Las voces é instrumentos que sonaban,
Daban deleyte á un tiempo y aterraban.

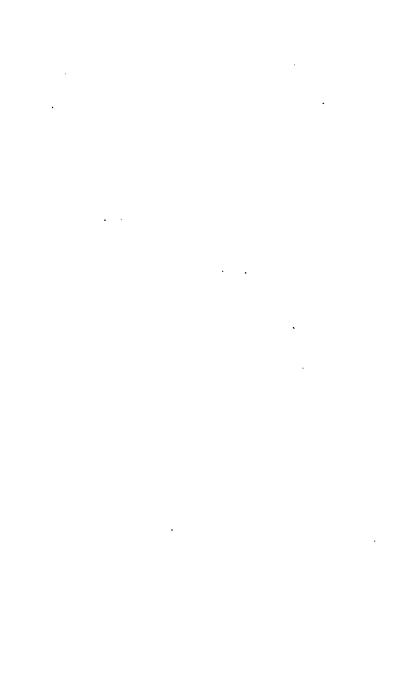



Hispanos quatrocientos: los restantes Otomis, Chinantecas y Zempoales, Ya con tanta experiencia no ignorantes Del arte militar, de las fatales Reglas con que los héroes mas brillantes Sus crueldades hiciéron inmortales. Un cuerpo de reserva baxo el mando De Ordaz algo distante iba marchando.

۲8.

Este cuerpo, que estaba prevenido Para impedir que circundar pudiera La opuesta muchedumbre al reducido Exército, acudiendo á donde hubiera Riesgo, era de mil Indios, sostenido De trescientos Hispanos. La ligera Artillería en México salvada Estaba en ambas alas colocada.

59.

Cortés en su interior reconociendo
El extremo peligro, cuidadoso
Encargó á Sandoval que descendiendo
A la llanura, al pie de aquel fragoso
Monte todo el exército extendiendo
Parase, y quando viera que impetuoso
El enemigo á acometer llegara,
Poco trecho á su encuentro se avanzara.

El mismo en un barranco que corria
De la izquierda del monte á la llanura,
Algo distante del lugar que habia
De ocupar aquella ala, y cuya anchura
Daba lugar á la caballería,
Aguardó fovorable coyuntura,
Con quarenta ginetes emboscado,
De embestir al contrario de aquel lado.

## 61.

Cacumacin, en movimiento viendo
Para baxar al valle los Hispanos,
Las huestes Mexicanas recorriendo
Sobre unas ricas andas, que lozanos
Doce Támenes iban conduciendo,
Gritaba: » Gracias á los Soberanos
» Dioses que ya ha llegado el fausto dia
» De hacer eterna vuestra fama y mia.

### 62.

» Ved qual vuestros odiosos adversarios » Incautos en la red se van metiendo, » A la que los impelen los contrarios » Hados, á fin que en ella pereciendo » Den escarmiento á quantos temerarios » Extrangeros, el vasto mar hendiendo, » Se atrevan á pisar este terreno » Que habita un pueblo de temor ageno. "Ya acabasteis lo mas dificultoso.

» La flor de sus guerreros fenecida

» En el nocturno encuentro, este dañoso

'... Monton de fugitivos, que la vida

» Al honor prefirió, como medroso

» Rebaño de corderos la homicida

» Cuchilla á buscar viene, y mengua fuera

» Que un momento tan solo os resistiera.

## 64.

» Si el despecho que aquí ciegos los guia

» Los anima á pelear, tened presente

» Que aunque fuese mayor su valentía,

» Aunque fueran de yerro, tanta gente

» A poco esfuerzo los fatigaria;

» Pues qué será sabiendo ciertamente,

» Como sabeis, que su naturaleza

» Es igual á la vuestra en la flaqueza?

## 65.

» Qué no os podré decir de la importancia

» De destruir totalmente estos vandidos?

» La religion, la patria, en la constancia

» Vuestra confian ver restablecidos

» Sus derechos: las manos con instancia

">Los padres, las mugeres, los queridos

"Hijos os tienden, para que valientes

» Los libreis de esos hombres insolentes.

» Mas sé que de la gloria enamorados,

» Basta esta sola á vuestros generosos

"Pechos, para que acaben inflamados

» Con otros hechos aun mas peligrosos:

"Marchad, pues, de los Dioses ayudados

» Contra esos enemigos orgullosos:

"Guardad al que no siegue vuestro acero

» Para el cruel sacrificio prisionero.

67.

Bramáron los feroces Mexicanos
Al oir estas razones, y aturdiendo
Con espantosos gritos los lejanos
Ecos, como las aves que rompiendo
Esquadronadas por los ayres vanos,
Anuncian guerra con graznido horrendo
Al remoto pigmeo, así reunidos
Corriéron al Hispano enfurecidos.

68.

Este no menos fiero descendia
A lo léjos la rápida pendiente,
Y en los cercanos campos se extendia.
En órden todo, silenciosamente
A la voz de sus xefes atendia,
Su cólera rabiosa interiormente
Como un oculto fuego alimentando,
Sangre, destrozo y ruina respirando.

Así estando los amos convenidos, Elegido un capaz llano cercado, Suelto el dogo con ojos encendidos Sale á encontrar callando al erizado Corpulento mastin, que con gruñidos Y con el negro hocico arremangado, Los afilados dientes descubriendo, Le viene á acometer en ira ardiendo.

70

Qual horrísonos vientos, que saltando
De dos puntos opuestos, impetuosos
Los campos intermedios arrasando,
Precipitan nublados polvorosos
Uno contra otro, así precipitando
La marcha los exércitos furiosos
Ya cercanos se embisten: tiembla el suelo,
Forma el polvo sobre ellos negro velo.

7 I .

La confusion aumenta el humo horrible
De las bocas de fuego despedido,
La multitud de flechas indecible
Que á todos lados puebla el extendido
Ayre, qual nieve densa al invisible
Soplo del fiero norte, y el ruido
De aquella inmensidad de gente armada,
De voces é instrumentos animada.

Desaparece el interpuesto llano
Baxo de espesas selvas de tendidas
Picas, se tiñe en sangre el inhumano
Acero, las esquadras impelidas,
Revueltas, qual las ondas del Océano
De una brava tormenta conmovidas,
Se mezclan, se combaten, se enfurecen,
Mas que las mismas fieras se encrudecen.

**7**3·

Tetlabaca, que la ala gobernaba
Opuesta á Olid, tendiendo sus guerreros
Cogerle las espaldas procuraba;
Mas este con sus veinte caballeros
Con gran presteza y furia lo estorbaba,
Corriendo el llano, atropellando enteros
Esquadrones, del modo que lo hiciera
Si mil baxo sus órdenes tuviera.

74.

Bien lo experimentó el feroz Calmano, Que lo intentó el primero, conduciendo Tres mil piqueros, pues salió el Hispano Esquadron á su encuentro, y esparciendo En un momento el suyo por el llano, El mismo reunirlo pretendiendo, Por Olid alcanzado, á su homicida Lanza, pasado el vientre, dió la vida. Andino y Cayomande que venian
Un grueso batallon capitaneando,
Lográron detener á los que huian,
Y con ellos su fuerza incorporando,
A Olid y sus ginetes que corrian
Ciegos los fugitivos destrozando,
Su centro retirando, los dexáron
Internarse, y de golpe los rodeáron.

76.

Así el hambriento cocodrilo, viendo Agachado en el Nilo las bandadas De peces, que sus aguas revolviendo Juegan por la corriente descuidadas, La obscura sima de su boca abriendo En ella las recibe, y las quixadas Enormes apretando sin demora, Les cierra la salida y los devora.

77.

Mas como el Hicneumon vivo metido
En el vientre de aquella corpulenta
Fiera, ácia un lado y otro enfurecido,
Muerde, rompe, destroza, se apacienta
De sus entrañas, hasta que destruido
El espantable monstruo abre sangrienta
Puerta, así Olid y su esquadron valiente
Destruyen, abren la enemiga gente.

Tú, infeliz Cuyoacan, que la esperanza Eras de seis hermanas y el consuelo Unico, asegurado en tu pujanza A Olid acometistes sin rezelo El primero! Pasó tu fiera lanza El broquel duro, mas paró su vuelo En el peto, y tú fuiste de un costado Al otro por la suya atravesado.

### 79.

Como una hermosa flor alimentada
Del rocío, que adorna el campo ameno,
Por el arado duro atropellada,
Lánguida y extendida ocupa el seno
Del hondo surco, así desfigurada
Su belleza aquel jóven, el terreno
Con el sangriento cuerpo al golpe mide,
Y los alientos últimos despide.

### **80.**

Holguin á Titagualdo en el ombligo
Abre de una lanzada cruel herida,
Y á Gracoman que por vengar su amigo
Un dardo le pasó por la túpida
Cota hasta sacar sangre, da castigo
Con otra, que á aquel mísero la vida
Quita, el morrion luciente penetrando,
Y de una á la otra sien atravesando.

No con menos furor Rangel peleaba, Que á Nipo y Pilo que de entrambos lados Le embistiéron, al tiempo que apretaba Con el caballo á Carpo, rechazados En el broquel sus dardos, desterraba Para siempre del mundo, separados Los dos brazos de Nipo á un golpe horrendo De su espada, y á Pilo el pecho abriendo.

82.

Briones, Soto, Diaz, Juan Volante, Con Jorge de Alvarado y con Mexía, Qual rayos rompen quanto por delante Se opone á su furor. Viendo que huia Su gente, Aldino con feroz semblante Reprehendiendo su torpe cobardía, La detiene, y con Linco, Almo y Leprande, Le ayuda al mismo intento Cayomande.

83.

A la tímida turba las espadas
Presentan, de matar amenazando
Al que adelante pase: avergonzadas
Las tropas se revuelven, y bramando
Nuevamente acometen apretadas
Al Hispano, los campos atronando
Las armas con los golpes repetidos,
Y al vencedor apuran los vencidos.

Avivan la refriega cada instante

Los cuerpos de refresco Mexicanos,

Que qual voraces buytres al distante

Olor del cebo acuden, con insanos

Gritos amenazando al arrogante'

Capitan Español y á sus lozanos

Ginetes, que qual bravo torbellino

Tiran entre la turba á abrir camino.

85.

Con el mismo furór y tropelía

La batalla por toda la llanura

Hasta el fin de la otra ala se extendia,

Qual agitado incendio en la espesura

De un bosque inmenso. Hundirse parecia

El cielo desquiciado de su altura

Al estruendo incesante que sonaba,

Y en los lejanos montes retumbaba.

86.

Al esquadron del centro gobernado
Por Sandoval, chocó con tal aliento
La imperial guardia, que se vió obligado
A ceder con un diestro movimiento
El terreno, oponiéndola un cerrado
Muro de agudas picas que su intento
Impidiera, hasta tanto que entibiando
Su ardor lo fue segunda vez ganando.

87.

Juan Portillo, que al frente combatia, A Lipón de un revés cercenó entero El brazo izquierdo. A Pungo que acudia A socorrerle atravesó el gargüero De una estocada; y al mancebo Olmía, Que en los alegres bayles el primero Era en el garvo, de un revés cercena El muslo diestro, y triste danza estrena.

88.

Jalimo que las guardias Imperiales
Gobernaba, el estrago reparando
Que el Español hacia, y los mortales
Golpes que daba, echó mano bramando
Del arco fino, y entre las fatales
Flechas, la mas aguda separando,
Colocada sobre él, tiró derecho
Con fuerza horrenda al enemigo pecho.

89.

Rompe el ayre Silvando, y traspasado El peto, le abre junto á la tetilla Derecha cruel herida. Desmayado Vacila el Español, y la rodilla Dobla sobre su espada sustentado. Los bárbaros se arrojan en quadrilla, Porfiando todos por aprisionarle Vivo si pueden, ó si no acabarle.

go.

Así lobos voraces, observando
Un bravo toro que ha quedado herido,
Con otro sobre zelos batallando,
Apenas le ven caer desfallecido,
Quando del bosque corren, y rodeando
Con las bocas abiertas al rendido,
Huyendo cautos de la armada frente,
Tiran á hincarle el afilado diente.

91.

Aunque aturdido el Español guerrero,
A quantos se le acercan escarmienta
En el suelo sentado, y el acero
Rodeando; mas le hubiera la sangrienta
Canalla muerto al fin, ó prisionero
Cogido, si á oponerse á la tormenta
No hubiesen acudido presurosos
Algunos camaradas valerosos.

.92.

Bernal Diaz primero que otro alguno, Aunque estaba algo léjos combatiendo, Acudió, atropellando el importuno Enxambre de enemigos, y cubriendo Con su escudo al caido, de uno en uno Los apartó la espada revolviendo, Como aparta la madre cuidadosa La mosca que al hijuelo tiemo acosa. Solo el feroz Angol á hacerle frente Se aventura, en sus fuerzas confiado, Descargando la maza en el luciente Yelmo con tal vigor, que aunque de lado, Le hace ver tantas luces de repente, Quantas en noche clara el estrellado Cielo presenta. El Español al pronto Queda al tremendo golpe como tonto.

94

Mas apenas recobra su sentido, Quando encendidos rayos fulminando Por los ojos, qual fiero tigre herido, Sobre el bárbaro audaz la espada alzando Le abre el escudo, el yelmo, y dividido El cráneo en dos pedazos, derramando Bullentes sesos, y de sangre viva Roxo torrente, al suelo lo derriba.

95.

Poco tarda en seguirle Caniomero
Su primo, que entre tanto que él peleaba,
Por la espalda arrojándose ligero
Al Español caido, se esforzaba
A arrancar de sus manos el acero,
Y mientras que este se lo disputaba,
Bernal lo ve, y al bárbaro de un tajo
Abre hasta el pecho desde el hombro á baxo.

Al verle caer, venganza respirando, Cargan los demas Indios de manera Sobre el Hispano, que si de su bando Con algunos soldados no acudiera Sandoval mismo, el riesgo reparando, A sus manos sin duda pereciera; Mas este General y sus guerreros Su ardor refrenan con sus golpes fieros.

97

Narpo, Orindo, Nador experimentan
De Sandoval el brazo belicoso.
Por su espada segados ensangrientan
Tendidos el terreno polvoroso.
Lariz y Carvajal tambien ahuyentan
Los bárbaros, causando un espantoso
Estrago en los que á hacer rostro se atreven,
O aprisa los veloces pies no mueven.

98.

El Tezcucano Príncipe mirando
Desde sus altas andas la matanza
Y fuga de los suyos, á Lemando,
En quien tenia la mayor confianza,
Ordena, que la esquadra de su mando
A su socorro mueva. Al punto avanza
El jóven con la gente que traia,
Que siete mil maceros componia.

Qual negro enxambre, que del bronce herido Al son acude con zumbido fiero, Así de la batalla corre al ruido Amenazando el esquadron ligero, Y como ola soberbia con bramido Da en una enorme peña, en el guerrero Cuerpo Español se estrella; mas por esto No consigue moverlo de su puesto.

### 100.

Cada momento mas encarnizados

Los bárbaros se arrojan á la muerte

Ciegos por todas partes, y ayudados

De su número inmenso de tal suerte

Aprietan, instan á los ordenados

Españoles, que bien que no se advierte

Flaqueza en ellos, puede ya notarse

Que al fin han de llegar á fatigarse.

#### IOI.

Pero aun en la ala izquierda se encendia Con mas furor la horrísona batalla. El intrépido Odino, que regia De aquel lado la bárbara canalla Con Glauco, Mareande y Levopia, Formada de su gente una muralla De picas y de espadas, la atacaba, Y con su muchedumbre la apuraba. Alvarado entre todos distinguiendo
Por el plumage azul y colorado
A Glauco, alta la espada ácia él corriendo
Abre sangrienta calle en el cerrado
Esquadron; mas se opone con horrendo
Furor Mareande, y sobre el empinado
Cimero le descarga la pesada
Clava, con las dos manos aferrada.

# 103.

Bien el acero muestra su fineza, Que no se abolla; mas el golpe fuerte Al Español aturde la cabeza. El Tlascalteca Tulga que lo advierte, Contra Mareande rápido endereza Una emplumada flecha; mas la suerte Dispone que el camino recto errando, El ayre cerca de él pase cortando.

## 104.

Acompaña la muerte el fiero vuelo, Y penetrando el cuello del hermoso Mancebo Aliro, ensangrentado al suelo Le arroja, al modo que huracan furioso Un arbolito tierno que el desvelo Era del labrador. Quán doloroso Golpe para una madre cariñosa, Cuya esperanza en él solo reposa! Alvarado á su acuerdo en tanto vuelto, Echando espuma de corage, asiendo El acero á dos manos, sobre el suelto Mareande lo descarga; el Indio huyendo El cuerpo al fuerte tajo, con resuelto Animo se le abraza, suponiendo Ya suya la victoria con certeza, Pues en luchar es grande su destreza.

### 106.

Como la verde yedra el tronco duro Ciñe y aprieta de álamo nudoso, O de una antigua torre el alto muro; Así liga y enlaza el vigoroso Bárbaro al Español, y en grande apuro Le pone, á un lado y otro sin reposo Llevándole en sus brazos, sin poderse, Fixos los pies en tierra, rehacerse.

### 107.

Mas no le duró mucho aquel contento, Que el valiente Español avergonzado Logró hacer hincapie, y con movimiento Presto estrechando el Indio al pecho armado, Deshechas las costillas, sin aliento Le derribó en el suelo, donde hollado Por aquella confusa muchedumbre, Para siempre dexó la mortal lumbre.

TOMO II.

108.

Sigue Alvarado sin hacer mas cuenta
Del caido las filas destruyendo.
Triste de aquel á quien la espada asienta,
Que no hay broquel ó yelmo que al horrendo
Golpe resista! Tiñe de sangrienta
Púrpura la ancha senda que va abriendo,
Hasta que contra él solo los guerreros
Enemigos revuelven los aceros.

109.

Glauco, Talimo, Odino, y Levopia
Con otros siete á un tiempo, qual feroces
Dogos al bravo toro que se cria
A orillas del Xarama, con veloces
Pasos por todas partes á porfia
Le cercan, y le hieren con atroces
Puntas, tentando penetrar la fuerte
Armadura de acero, y darle muerte.

IIO.

Mas el Hispano inmóvil, qual si fuera
Una columna sólida apoyada
Sobre firmes cimientos, á la fiera
Turba resiste, y gira la ancha espada
Al rededor, qual suele la ligera
Honda el pastor, quando á la descarriada
Y brava res enderezar procura
El pelado guijarro á la hasta dura.

### III.

El primero Talimo su osadia
Pagó, pues de un revés el diestro brazo
Le separó; siguióle Gualmopia,
Que de una punta atravesado el brazo,
Fue á hacerle por el suelo compañía;
De un gran tajo á Lurcan cortó un pedazo
Del yelmo, y detras de él ensangrentado,
De la dura cabeza todo un lado.

### 1 I 2.

Diera fin Alvarado de la gente Que en contorno le estaba combatiendo, Si Jalmo desde léjos el urgente Peligro de los suyos advirtiendo, No le hubiera tirado felizmente Una flecha veloz, que dividiendo El ayre, penetró por la juntura Del diestro brazo falta de armadura.

## 113.

Por el codo asomaba la afilada
Punta, un dolor tan vivo ocasionando,
Que solo del Hispano la alma osada
A sufrirlo bastara, y trasladando
A la otra mano la terrible espada,
Con igual furia continuó peleando,
Hasta que de los suyos persuadido,
Se retiró á curar el brazo herido.

Los bárbaros con gritos celebráron
Su retirada, y con mayor aliento
A los demas Hispanos apretáron,
Que largo rato al ímpetu violento
De aquella muchedumbre disputáron
El campo, mas llegó al fin el momento,
Que de la fuerza desigual cansados,
A cederlo se viéron precisados.

### 115.

Alvarado entre tanto ya cortada

La aguda flecha, y de la cruel herida

Con dolorosa operacion sacada,

Vendado el brazo vuelve á la reñida

Batalla, y animando la hostigada

Tropa, da aviso á Ordaz de que oprimida

De una increible multitud de gente,

Necesita socorro prontamente.

### 116.

Apenas esta nueva á los oidos
Llega de Ordaz, quando con cien soldados
Hispanos y trescientos aguerridos
Zempoales marcha, y á los apiñados
Indios embiste. Al pronto sorprehendidos
Pierden terreno, pero reforzados
Con tropas frescas nuevamente vuelven
Al combate, y con ellos se revuelven.

### 117.

Triste de aquel que herido á tierra viene; Entre aquella confusa gritería, Pisado, reventado, antes que suene Su amarga queja, en bárbara agonía Muere. Allí la piedad lugar no tiene, Ni lo encuentra la misma cobardía, Sacando aun la mas vil naturaleza, En tal peligro fuerzas de flaqueza.

### 118.

Ordaz de sangre bárbara cubierto,
Metido en la refriega mas espesa,
A costa de cien vidas paso abierto
Encuentra, caminando con tal priesa
Entre los Indios, como en un desierto
Cañaveral la llama que atraviesa
De uno á otro lado, el fuego propagando,
Y las áridas cañas abrasando.

### 119.

Prando, Arimón, Caloro, Lemo, Aldano Ceden la vida al filo de su espada, Y tú, Lemario audaz, que con tu hermano Tupia, animoso entre la amedrentada Turba, de cara heristes al Hispano El muslo izquierdo de una atroz lanzada, Mientras descargó Tupia fuertemente La maza enorme sobre su alta frente.

Ni víbora pisada, ni oso herido Con mas furor se vuelve al temerario Cazador, que volvió Ordaz ofendido Sobre los dos hermanos. A Lemario Tan fuerte tajo da sobre el lucido Yelmo, que segundear no es necesario, Pues hasta el pecho la cabeza abierta, Jamas del mortal sueño se despierta.

### I 2 I.

De compasion y rabia traspasado
Tupia, al Español tira un golpe horrendo
Con la pesada maza en el alzado
Morrion, pero abollarlo no pudiendo
Por su temple, al instante es alcanzado
De la espada feroz, que descendiendo
Sobre el duro broquel con que se ampara,
Lo abre, y el brazo izquierdo le separa.

### 122.

Al suelo el infeliz viene bramando, Y sobre el cuerpo de su hermano caro Se está en su misma sangre revolcando. Pasa adelante Ordaz del tiempo avaro, Qual generoso leon que derribando A un enemigo, no hace ya reparo En él, y á los demas cuya fiereza Aun le hace frente, airado se endereza. Mas la sangre que vierte del herido Muslo le debilita, y enfriada La llaga, con dolor duro y seguido De modo le incomoda, que dexada La empresa, por los suyos sostenido, Se retira detras de su ordenada Tropa á vendarla, y restaurar su fuerza, Mandando á Diaz que su oficio exerza.

### 124

Apenas ven los bárbaros ausente
Al que tanto temor les infundia,
Quando renuevan con furor ardiente
La batalla, y por mas que Auz y Mexia,
Pedro Barba y Olea, que á la frente
Combaten de su brava infantería,
Destrozan quantos vienen á sus manos,
Ponen en grande aprieto á los Hispanos.

### 125.

Sobre una peña en tanto Ordaz sentado
Sufre la operacion mas dolorosa
Extendida la pierna, y entregado
Al Cirujano, que con primorosa
Arte saca una hastilla de barbado
Pedernal, que hacia punta á la dañosa
Lanza, y que en lo hondo de la atroz herida,
Al golpe rota, se quedó metida.

Sufrió con un semblante inalterable
El agudo tormento sin quejarse,
Puso el físico luego un saludable
Bálsamo, y acabado de vendarse,
En la lanza apoyado, al formidable
Combate pudo luego aproximarse,
Bien que con gran dolor y á paso lento,
Colmando á sus soldados de contento.

127.

Así por la extension del espacioso
Campo indecisa la victoria estaba;
Elruido horrible á un tiempo, y lastimoso
De alaridos y golpes aumentaba
Por puntos. Un nublado polvoroso
Y obscuro entrambas huestes ocultaba,
Juntas por todas partes, y á porfia
Cebadas en la atroz carnicería.

## 128.

Cacumacin corriendo las hileras
En hombros de los suyos, en voz alta,
"No salen, exclamaba, verdaderas
"Mis esperanzas. El valor os falta;
"Avergonzaos de que esas extrangeras
"Gentes os venzan; tanto os sobresalta
"El temor, que no veis la certidumbre
"De la victoria en vuestra muchedumbre?

129.

A aquellos que peleaban con denuedo,

» Continuad, les decia, ó valerosos

» Mexicanos, en quienes nunca el miedo

» Logró entrar! Vuestros hechos generosos,

» Que dignamente yo elogiar no puedo,

» Ensalzarán los siglos envidiosos

» De vuestra gloria. Así los animaba, Al paso que á los tímidos gritaba.

### 130.

» Hombres cobardes, heces de la fiera

» Mexicana nacion, pensais huyendo

» Escapar de la espada carnicera

"Del enemigo? Estrago mas horrendo

»De vuestros camaradas os espera

» Que á la espalda teneis, pues que no haciendo

» Efecto la vergüenza en vuestros pechos,

» Haré con el rigor que andeis derechos.

### 131.

Así el Médico sabio la doctrina,
A una experiencia sólida agregando,
Usa de diferente medicina,
La dolencia y las fuerzas consultando
Del enfermo. La cálida propina
Al uno, la fria al otro, ó bien mezclando
Ambas, con vario método procede
De manera, que el mal á su arte cede.

132.

Como el dogo rendido del violento
Combate con el toro, de sangraza
Cubierto se retira á paso lento,
Mas si su amo le anima ó le amenaza,
A la voz conocida, como el viento
Vuelve á embestirle en la cerrada plaza;
Así vuelven del Príncipe á las voces,
A acometer los Indios mas feroces.

# ÍNDICE

# DE LAS COSAS MAS NOTABLES

CONTENIDAS EN ESTE SEGUNDO TOMO.

## $\mathbf{A}$

Alanór, Tlascaláno, hiere á Lepomando, pag. 167. Alvarado (Pedro de) queda mandando en México en ausencia de Cortés, 72. Defiende con mucho valor el quartel acometido por los Mexicanos, 160 y siguientes. = Mata á Talano, 177. = Va con Mexia á socorrer á Saucedo contra Guatimocin, 178 y siguiente. = Embiste con el cuerpo de reserva fuera del quartel á Cacumacin y á Indatiro, y los derrota, 180 y siguientes. - Atropella á Mareguano, mata á Lango, y hace prisionero á Belorano, 184 y siguiente. = Da cuenta á Motezuma de las circunstancias de la rebelion de sus vasallos y de su deposicion, 188 y siguiente. Despacha al Zempoal Talisco para avisar el riesgo del quartel á Cortés, 100. = Refiere á este la total derrota de la retaguardia, los peligros que habia corrido, y la muerte de Juan Velazquez de Leon, 335 y siguientes. Mata á Marcande, 369 = á Talimo, Gualmopia y Lurcan, y es herido por Jalmo, 371.

Alecto, furia infernal, se aparece á Narvaez, 47.

Andino y Cayomande cercan al esquadron de Olid, 359. Angel, enviado por el Señor á favorecer á Diego de Ordaz y á su compañero, quando van á explorar el campo de Narvaez, 94. — Manda al Descuido que se apodere de su exército. 05.

Argüello pelea con mucho valor contra el exército de Qualpoca, 8.—Los Mexicanos le cortan la cabeza, 10.

Es enviada en presente á Motezuma, 13.

Ayloco, muerto por Ordaz, 267.

Ayllon (Lucas Vazquez) es arrestado por Narvaez por oponerse á la guerra civil, y enviado á la isla de Cuba, 81.

# B

### BATALLAS.

La de la Serranía, 6.

La de Zempoála entre Cortés y Narvaez, 10, 7 y siguientes.

La de México contra el quartel de Alvarado, 159 y siguientes. — Continuacion de la misma batalla, 172.

La de la Laguna por la noche, 316 y siguientes.

La del valle de Otumba, 357 y siguientes.

Belcebut, espíritu infernal, clava el puente levadizo para que no lo muden los Españoles, 319.

Belorano, su discurso contra Motezuma en el Senado, 129. Se escapa del quartel en que estaba prisionero, 243. Sacrifica un niño, 302.

### $\mathbf{C}$

Cacumacin habla contra Belorano en el Senado, 133 y siguientes. — Saca la espada contra él, 136. — Su ambicion de ser elegido Emperador, 146. — Chasco que se llevó con la eleccion de Guatimocin, 147. — Sus hazañas en el ataque del quartel, 160 y siguientes. — Mata á Idamano, á Odero y á Chalco, 174 y siguientes. — Su arenga antes de la batalla de Otumba, 354 y siguientes. — Anima á sus soldados, 376 y siguiente. Calmano, muerto por Olid, 358.

Cano, muerto por Mercado, 108.

Chalco, su discurso á Leocado, 164. Defiende con valor su puesto, 174.

Claurina, muger de Guatimocin, 123.

Cortés averigua la traicion de Motezuma, y le prende en su palacio, 11 y siguientes. - Marcha desde México contra Narvaez, 72. = Le convida inútilmente con la paz, 74. Embistele en su quartel, 107. Queda Narvaez preso y vencido, 110 y siguientes. - Ofrece Cortés su proteccion al Príncipe Lemano, 230.= Marcha á México, 233. Se apodera de Tepeaca. 235. = Encuentra la cabeza de Juan Yuste, 236. = Vence á los Indios de Tepeaca y los perdona, 240 y siguientes. = Entra en México, y se une con Alvarado. 243. = Mata á Leotón, Atimán, Guacoldo y Puna, 270 y siguiente. = A Leocan, Jalamo y Alor, 291 y siguientes. A Lidon, 293. Corta un brazo á Tegual, y perdona la vida á su hijo, 294. Procura inútilmente con el Padre Olmedo calmar á Motezuma. 305 y siguientes. — Acompaña con pompa el cadáver de Motezuma, que se entrega al Senado Mexicano, 308. = Sale de noche con su exército de México, 312. Socorre á la vanguardia y al cuerpo de batalla, 325 y siguiente. Su arenga al exército antes de la batalla de Otumba, 351 y siguiente.

Cromo hace frente á Cacumacin, 175. Cuyuacan, muerto por Olid, 360.

### D

Diaz (Bernal) sus hazañas, 109. — Con Jorge de Alvarado y otros Españoles sostiene con valor á Olid, 274. — Defiende á Juan Portillo, 364. — Mata á Angol y á Caniomero, 365.

Discordia, furia infernal, enviada por el Príncipe del

abismo á México para animar la nacion contra Cortés, 47 y siguientes. — Se vale de mil artes para conmover al pueblo Mexicano, 117. — Baxo la figura de Vizlipuzli encarga á Belorano la deposicion de Motezuma y eleccion de Guatimocin, 118. — Se aparece á Tetlabaca con la figura de Tlaloc, 296.

### F

Farfan, soldado Español del exército de Cortés, hiere y prende á Narvaez, 110.

### G

Galindo, muerto á manos de Sandoval, 108. Garcia (Juan) muere á manos de Guatimocin, 170. Guardias Imperiales, mandadas por Jalimo, Lango y Cayomande, 157.

Guatimocin, su carácter, 122. Es elegido Emperador. 147. Y coronado por Belorano, 140 y siguientes. = Va con Tetlabaca á prevenir de su eleccion á las tropas, 154. Marcha con ellas á embestir el quartel Español, 159. Sus hazañas, 168. Mata & Juan Garcia, 170. Recoge su exército á la ciudad. 186. - Anima á los Mexicanos aterrados con la prision de Belorano, 192. Para tener tiempo de libertarlo pide treguas á Alvarado, y consigue veinte dias, 196 y siguiente. - Acomete de nuevo el quartel Hispano, 249. - Anima segunda vez á los Mexicanos amedrentados con la herida de Motezuma, 258 y siguientes. = Vuelve á embestir el quartel, 266.= Mata á Maldonado, 275. Se retira del riesgo á instancia de sus Capitanes, 283. = Y retira su exército á la ciudad, 304.

Holguin (Garcia de) mata á Titagualdo y á Gracolan, 360.

### L

Lemano, Príncipe heredero de Tezcuco, se presenta & Cortés con su esposa Elmina, y cuenta su historia, 210 y siguientes.

Leocado, su cobardía, 164. Es muerto por Talano, 176. Leogano, tio de Marina, muerto por Sandoval, 281.

Lepomando, General Mexicano, su carácter, fuerzas y armadura, 155 y siguiente. — Acomete á Sedeño, Alanor, Gualemo y otros guerreros, 165. — Mata á Ribera, Larino, Xalán y Juan de Aguera, y hiere á Sedeño, 166 y siguiente. — Interrumpe el discurso de Motezuma, y enciende á los Mexicanos contra él, 252. — Rompe las puertas del quartel, 269. — Mata á Gutierrez y á Ruiz, 270. — A Lidano, 284. — Y es muerto por Velazquez de Leon, 287.

Linacura persigue á Cortés hasta cerca del valle de Otumba, 348 y siguientes.

Lopez (Martin) va á Tlascála á construir trece bergantines, 222.

Lucifer obscurece con nublados el horizonte acudiendo á socorrer á los Mexicanos con las legiones infernales, 314 y siguiente.

### M

Megera, furia infernal, va con su hermana Tisifone á buscar al sueño, cuya morada se describe, 4, 9 y siguientes. — Con él van al parage donde habita el tiempo, 52. — Describense las prisiones de los vientos, 53. — Dan libertad al levante, 54.

Melendez, muerto por Odino, 184.

Motezuma echa la culpa á Qualpoca de la batalla contra Escalante, 25. — Su apuro para responder á Cortés sobre este asunto y su prision, 27 y siguientes. — Su modo de vivir en el quartel Español, 34 y siguientes. — Presta vasallage con toda la Nacion al Monarca Hispano, y le reconoce por heredero del Imperio, 40. — Insta á Cortés para que se vuelva á España con su exército, 41. — Se enfurece al saber su deposicion, 189. — Habla desde un balcon á sus vasallos rebeldes, 250 y siguiente. — Es herido de una pedrada, 255. — Furioso con su herida no se aplaca con las razones de Cortés, 257. — Muere desesperado, 307. — Dos hijos suyos muertos en la retirada de México, y el tercero llamado Don Pedro se libra, 342.

### N

Narvaez (Pánfilo) llega á la costa de México, y envia á Ruiz de Guevara con proposiciones muy duras á Sandoval, 55 y siguiente. — Recibe ásperamente al Padre Olmedo, y amenazas que le hace, 64. — Trata con igual dureza á Velazquez de Leon, 78 y siguientes. — Avista con su exército al de Cortés, y sin hacer nada se vuelve á Zempoála, 84. — Su obstinacion en no creer el ataque de Cortés, 106. — Su valor en la batalla, 109. — Es herido y hecho prisionero por Farfan, 110. — Es enviado á Vera-Cruz con Salvatierra y Velazquez, 114.

Nido, herido por Sandoval, 108.

О

Odino con Mareguano, Pilamon, Cayomande y Lango



combaten con valor á los Españoles, 183.

Ordaz (Diego de) va con Gonzalo de Alvarado á explorar el quartel de Narvaez, 95. — Matan un soldado de este y prenden otro, 97. — Al volver á su campo prenden á otro llamado Juan Ribera, 102. — Mata á Piloro, Timando y Puran, 267. — Pide al cielo que se aclare la noche, 328. — A su ruego baxa el Angel San Miguel, y destierra las legiones infernales y la obscuridad, idem y siguientes. — Mata á Prando, Arimon, Calaro, Lemo y Aldano, es herido por Lemario, y le mata tambien igualmente que á Tupia, 373 y siguientes.

## P

Portillo (Juan) mata á Lipón y Pungo, y es herido por Jalimo, 363.

### R

Rangel, su valor en Zempoála, 109. — Mata á Nipo y Pilo, 361.

## S

Salvatierra con Yuste y el jóven Velazquez pelean con valor por Narvaez, 109. — Quedan presos, 112.

Sandoval llega con la vanguardia y el cuerpo de batalla á la Ribera, 331 y siguientes. — Mata á Narpo, Orindo y Nador.

Segovia mata á Pran, 179.

### ${f T}$

Talano, General Mexicano, 155. — Mata á un centinela Zempoal, 158. — Combaten él y el Príncipe de томо 11.

Tezcuco con los Tlascaltecas, 172.

Talisco caminando á Zempoála se ve en el mayor peligro, 200. Ellega á presencia de Cortés, 206.

Talimo, Zempoál, refiere á Cortés la batalla de la Serranía y muerte de Escalante, y como él vengó esta, 4 y siguientes.

Tempestad que favorece la retirada de los Mexicanos, 303. Teuxin, muerto por Lemano, 226.

Tulga, Tlascalteca, mata á Aliro, 368.

Tetlabaca media en la disputa de Cacumacin y Belorano, 138 y siguientes. — Perora á favor de Guatimocin, 145 y siguiente. — Anima á sus soldados, 283. — Mata á Chacon y á Talmando, 289. — Embiste á Cortés, y la Discordia le libra de la muerte, 293. — Instruye á Belorano de lo que se le ha dicho en la vision, 299.

# V

Velazquez de Leon (Juan) mata á Pedro de Noguera y á Sanchez, y aturde á Miguel Diaz, 109 y siguiente. — Mata á Llampo, Picol, Mango, Latimon, Almano, Tulem, Armo y Crampo, 271 y siguientes. Sus hazañas en la batalla nocturna de la Laguna, 336 y siguiente. — Es fauerto por Cacumacin, idem.

# X

Xoro, muerto por Talano, 174.

## Y

Yuste (Juan) preso alevosamente y sacrificado por los Indios de Tepeaca, 236.

· . • · 1

